Pag. 1

N. 15.

# COMEDIA FAMOSA.

# LOS ESPAÑOLES EN CHILE.

## DE DON FRANCISCO DE BUSTOS.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Marques de Canete, Barba. \*\* Caupolicán, Indio, Galan. \*\* Colocolo, Indio, Barba.

D. Diego de Almagro, Galan. \*\* Rengo, Indio, Capitan. \*\* Un Sargento.

D. Pedro de Roxas, Galan. \*\* Tucapél, Indio, Capitan. \*\* Soldados Españoles.

Mosquete, Gracioso. \*\* Fresia, India, Dama. \*\* Soldados Indios.

Doña Juana de Bustos, Dama. \*\* Acompanamiento.

## 

## JORNADA PRIMERA.

Dicen dentro en distintas partes.
Unos. Viva Fresia siempre altiva.
Otros. Viva nuestro Capitan.
Otros. Viva el gran Caupolicán.
Otros. Viva Chile. Otros. Arauco viva.
Salen por una parte Caupolicán, vestido de Indio, con arco y flecha al hombro, con baston de General, y acompañamiento de Indios; y por otra Fresia, vestida de India, con carcax al hombro y el arco en la mano, y así mismo Gualeva é Indias de acompañamiento.

Caup. Chilenos valerosos,

vuestros aplausos siempre generosos::-

Fresia. Valientes Araucanos,

vuestros aplausos siempre soberanos::Caup. A Fresia por Deidad que luz reparte:Fres. Algrá Caupolicán por vuestro Marte,
se deben, se han de dar á él solamente,
por General de Arauco el mas valiente.
Caup. A Fresia, pues me ciega su luz pura,
por Reyna universal de la hermosura,
decid, para lisonja de los vientos::Fresia. Repitan en su gloria los acentos:
viva Caupolicán.
Encuéntranse.
Caup. Fresia querida?

si á dar á este Orizonte nueva vida tu soberana luz ha madrugado::-Fresia. Si á verte de laureles coronado

la aclamacion te llama::-

Caup. Si por Deidad la adoracion te aclama, segura está de Arauco en tí la gloria.

Fresia. En tí asegura Chile su victoria.

Caup. Prodigio valeroso,

en quien se unió lo fiero con lo hermoso; pues para asombro bélico de España, armada Aurora luces la campaña: tú sola has de vivir; mintió el acento, q pobló con mi nombre el vago viento, quando mi aplauso arguyo, de que me aclame el Orbe esclavo tuyo, pues claro se apercibe vivir Caupolicán, si Fresia vive. Dexa pues, dueño mio, quando á tus pies se postra mi alvedrío. el arco soberano, que ocioso pende de tu blanca mano: depon á aqueste indicio tus enojos, pues hieren mas las flechas de tus ojos. Fresia. A șu noble fineza agradecida estoy, Caupolicán: tuya es mi vida, quendo á quien ménos é ru aliento fuera.

173

2

mi altiva pr esuncion no se rindiera:

(miento mil veces, que mi afecto extraño, con D. Diego, es verdad, con este engaño, firm e mi fe le entrego) ap. (ciego; Caup. Con eso queda mi amor, Fresia, mas con firme pues su dicha en tiernos lazos: estos mis brazos son.

Fresia. Y estos mis brazos. Abrazanse. Caup. Decid, que viva Amor, q es su trofeo: mi dicha celebrad.

Sale Colocolo, Mago, vestido de pieles, con barba cana.

barba cana. Coloc. Qué es lo que veo? Caupolicán á Fresia está rendido, poniendo sus hazañas en olvido? aplicar el remedio importa solo. Oye, Caupolicán. Caup. Gran Colocolo, cuya ciencia en el mundo de la Magia te ha hecho sin segundo, qué me quieres? Coloc. Escucha: Mi libertad con su respeto lucha; ap. mas la Patria es primero, su obligacion aconsejarle quiero. Valiente Caupolican, noble Araucano guerrero, cuyas hazañas en bronce esculpe el buril del tiempo: Ya sabes, que con mi ciencia. conozco, alcanzo y penetro los futuros contingentes, siendo en la Magia el primero, que á ese globo de zafir (que está tachonado á trechos de Estrellas, y en once hojas es volumen de si mesmo) si no le apuro, le mido las líneas y paralelos. 'Ya sabes, Caupolicán, que los Indianos Imperios de México y del Perú, á un Cárlos están sujetos (Monarca Español) tan grande, que, siendo de un mundo dueño, no cupo en él, y su orgullo imaginándose estrecho, para dilatarse mas conquistó otro Mundo nuevo. Bien á costa de la sangre nuestra, Araucanos, lo vemos;

pues sus fuertes Españoles, no de estas glorias contentos, hasta en Arauco invencible sus Estandartes pusieron: que no se libra remoto de su magnánimo aliento ni el Africano tostado, ni el fiero adusto Chileno. Desde entónces, Araucanos, a su coyunda sujetos hemos vivido, hasta tanto, que vosotros, conociendo la violencia, sacudisteis el yugo que os impusieron: y con ánimo atrevido (ya en la Guerra mas expertos) blandiendo la dura lanza, y empuñando el corbo acero, oposicion tan altiva á sus armas habeis hecho, que sublimando el valor aun mas allá del esfuerzo, sois émulos de sus glorias; pues hoy os temen sangrientos los que de vuestro valor ayer hicieron desprecio. Digalo el fuerte Valdivia su Capitan, á quien muerto lloran, que de vuestras manos tué despojo y escarmiento, de cuyo casco ha labrado copa vuestro enojo fiero, en que bebe la venganza iras de mayor recreo. Diganlo tantas victorias, que en repetidos encuentros habeis ganado, triunfando de los que Dioses un tiempo tuvieron entre vosotros inmortales privilegios. Desde Tucapél, al Valle 4 de Lincoya, vuestro aliento ha penetrado, ganando muchos Españoles Pueblos, hasta cercar en la Fuerza ' de Santa Fe con denuedo los mejores Capitanes; que empuñan Español fresno; y vuestra gloria mayor.

es haber cercado dentro al gran Marques de Canete su General, cuyos hechos han ocupado á la fama el mas generoso vuelo, de quien os promete glorias la envidia que lo está viendo. Si esto es así (ó Capitan!) y que está durando el cerco, donde al cuidado el peligro está llamando dispierto; cómo durmiendo en oprobios, al laurel tan 'poco atento, truecas las iras de Marte, à las delicias de Venus? Quando el baston á tu mano Arauco fia, te vemos, en vez de sangrientas lides, entregado á los requiebros? Cómo vencerá Soldado, quien vive en amores tierno? No está en emprender la hazaña la gloria del vencimiento, sino en saber conseguir la victoria; y esta es cierto, que la dá el valor obrando, no divertido el esfuerzo. Vuelve en ti, Caupolican, arda en mas nobles incendios que en los del amor, tu orgullo; inflama en Marte tu pecho; forje rayos la venganza, y tu invencible ardimiento, á pesar del amor sea triaca de su veneno; que yo, que el sacro volumen de aquesos zafiros leo, la victoria te aseguro; porque los D'oses supremos estan ya de nuestra parte. Niéguese al Amor el feudo: vibre au brazo invencible aquese rayo sangriento, que Jupiter en tu mano para terrores ha puesto. Gima el parche, tiemble el Orbe, y à voces el metal hieco, publicando sañas, rompa la vaga region del viento.

Muera solo del amago, herido con el estruendo, el Español, y en cenizas caygan sus muros al suelo. Ea, valiente Capitan, la libertad aclamemos, que vida sin ella es muerte; porque el Castellano fiero conozca, penetre, alcance de tu valor y tu aliento, que sabes vencer pasiones, y sabes domar Imperios. Caup. Corrido, por Marte, estoy #p. de haberle escuchado, puesto, que por su ciencia le estimo, y por su edad le respeto. Colocolo, no es prudencia en los magnánimos pechos, aunque el defecto conozcan, decir tal vez el defecto: que aunque estimo (como es justo) porque has sido mi Maestro, tus consejos, esta vezson muy libres tus consejos. Quién te ha dicho, Colocolo, que se olvida mi ardimiento de mi venganza? No sabes, que á los Christianos sobervios cercados tengo? No sabes, que mi nombre está temiendo el mundo, porque en nombrando á Caupolicán el Cielo tiembla, la tierra se encoge, gime el mar, y con respeto de oir mi nombre se turban todos los quatro elementos? No sabes, que mis hazañas y mis gloriosos trofeos (que el parche publica en voces y el metal declara en ecos) vienen de Fresia divina, á quien amante venero, á quien ren lido idolatro, teniéndome yo a mi mesmo envidia (viven los Dioses) de que su favor merezco, que hasta esa dicha me hace tener de mi propio zelos? Pues cómo (de enojo rabio!)

Αι

te atreves, loco (estoy ciego!)
á disuadirine (qué engaño!)
mi amor? (de corage tiemblo!)
Viven los Dioses::- mas vete
de mi presencia al momento,
que por sus divinos ojos,
en cuyas luces me quemo,
que si otra vez perseveras
en hablarme mas en esto,
yo, sin tener á tus canas
ni á tu enseñanza respeto,
te he de coger en mis brazos
para que mires en ellos
con tu muerte, castigados
tus locos atrevimientos.
resia. Yo, por la misma razon,

Fresia. Yo, por la misma razon, sin el castigo te dexo, merecido á tu locura.

Coloc. Ay Araucanos! qué presto os llegará el desengaño sino tomais mis consejos! porque mi ciencia::-

pero qué ruidoso estruendo es este? Fresia. Por esta parte viene el valeroso Rengo marchando hácia aquí. Gual. Y por esta viene Tucapél, haciendo alarde de su valor.

Caup. Qué será? Coloc. Desdicha remo. Gualev. Ellos lo dirán mejor,

pues ya llegan á este puesto.

Salen por un lado Rengo de Indio, con carcax, arco y flechas, y Soldados que traen prisionero á Mosquete, vendados los ojos: y por el otro Tucapél de Indio, con carcax, arco y flechas, y Soldados que traen prisionera á Doña Juana, vestida de hombre, con

los ojos vendados.

Rengo. Valiente Caupolicán::Caup. Bizarro y famoso Rengo::Tucap. General de Arauco insigne::Caup. Tucapél altivo::- Tucap. Hoy llego
á tu presencia::- Rengo. A tu vista::-

Tucap. Alegre::- Rengo. Ulano::-

Tucap. Contento::-

Rengo. A ofrecerte::- Tucap. A dedicarte::-Rengo. Despojos::- Tucap. Triunfos::-Caup. Teneos. que ántes de decirme na da, conociéndo vuestro aliento, sé que venís vencedores; y así, vencedores quiero dar á los dos con mis brazos debido agradecimiento. Abrazales.

Tucap. Ay amor! cómo á la vista ap. de Fresia vives? Rengo. Deseo, ap. cómo á vista de Gualeva no te abrasas? yo estoy ciego!

Fresia. Dueño mio, aunque en los dos, siendo Tucapél y Rengo, cierta estaba la victoria, quisiera oir el suceso.

Gualev. De oirla, prima, me holgara. Caup. Pues si las dos gustais de ello, decid entrambos. Los dos. Escucha, Caupolicán. Caup. Ya os atiendo.

Los dos Salí, señor::- Rengo. Tente, aguarda, que yo he de decir primero.

Tucap. Nadie es primero que yo.

Rengo. Eso fuera á no ser Rengo

quien castigue tu osadía.

Tucap. Esto escucho! vil Chileno, sabes que soy Tucapél? Empuñan. Caup. Delante de mí, qué es esto? Tucap. En lances del pundonor, no guardo humanos respetos á nadie, porque delante de Marte hiciera lo mesmo. Muere, infame. Rengo. Muere, aleve.

Caup. Hay tan grande atrevimiento!

Cómo á vuestro General

le perdeis así el respeto?

si me ofendiera. Caup. Prendedlos, matadlos. Van los Soldados á prenderlos.

Tucap. Teneos, villanos,
nadie se mueva del puesto,
conociendo á Tucapél,
si no quiere ser trofeo
de su enojo vengativo.
Y tú, General, mas cuerdo
con los hombres como yo
procede, que en este duelo
no conozco superior,
que solo á mí me obedezco.

que solo á mí me obedezco. Vase. Caup. Cómo, atrevidos::- Rengo. Detente,

y nadie enojos á Rengo

le

le dé, porque el mismo Marte no está seguro en su asiento. Vase. Caup. Esto sufre mi valor! morirán, viven los Cielos. Coloc. No son vanos mis recelos. Fresia. Donde vas? Coloc. Tente, señor, y témplate cuerdo y sabio, sin dar rienda á tus enojos. Caup. Pues cómo podré á mis ojos consentir aqueste agravio? Coloc. Señor, en esta ocasion es bien que te persuadas al perdon, que estas espadas defensa de Arauco son. Y'es bien el duelo remitas, tu enojo disimulando, que no has de vengarte, quando de sus filos necesitas la oposicion natural: emulandose el valor los provocas? Así el rigor atajaré de este mal. Caup. Dices bien, elijo el medio; que me advierte tu prudencia. Coloc. Pues á toda diligencia

voy á poner el remedio, porque no pase á mas llama su enojo. Caup. Parte al momento. Coloc: Voy. Vase.

Caup. Disimule mi aliento, aunque me riña la fama, que quando de los Christianos vengarme intento cruel, en Rengo y en Tucapél la fuerza está de mis manos:

Fresia. Gracias mis ojos te dan de verte ya sin enojos:

Caup. Al espejo de tus ojos se templa Caupolicán.

Llegan los Soldados á Mosquete. Sold. 1. Senor, aqueste Christiano le hizo Rengo prisionero, y vo le cogi el primero.

Mosq. Borracho está este Araucano.

Llegan á Doňa Juana. Sold. 2. A aqueste le hizo, señor, en un encuentro cruel, prisionero Tucapél.

Juana. Mejor dixeras mi amor.

Caup. Desatadlos. Quitanles las prisiones. Mosq. Pesie a mi!

ya con vista á verme llego. Juana. Ay inconstante Don Diego, ap. lo que padezco por tí!

Gualev. No tiene mala presencia, prima, aquel mozo Español.

Caup. Christianos, si veis el sol, cómo no haceis reverencia?

Mosq. Donde esta, que no le veo! Caup. Fresia divina lo es.

Juana. Dame, señora, tus pies. Arrodíllase á Fresia.

Gualev. No te despeñes, deseo. ap. Fresia. Levantad, que en vos alabolo atento con lo brioso.

Juana. Ya me conheso dichoso, con ser, señora, tu esclavo.

Fresia. El Español, prima, sabe ser discreto. Gualev. Santos Cielos, ap. no es bueno, que tenga zelos de que mi prima le alabe?

Caup. Qué aguardas? llega, Español. Mosq. Dale, señora, á Mosquete de tu pie el menor juanete, si tiene juanete el sol. Oigan, qué tiesa se está la perra guardando el hato, y en cada pie por zapato

una maleta tendrá. Fresia. De donde sois? Mosq. Antes era de junto á Caramanchel; mas ahora soy de Argel, mas acá de Talavera.

Fres. Sois Soldado? Mosq. Y muy valiente. Fresia. No es mala la presuncion.

Mosq. Soy un pobre motilon, no quitando lo presente.

Fresia. Su humor me causa alegría. ap. Mosq. Hoy he muerto por mis manos veinte carros de Araucanos.

Caup. Este es loco. Fresia mia, el cuidado á recorrer las centinelas me lleva; tú con tu prima Gualeva te puedes entretener. Perdónenme soberanos esta ausencia tus luceros, y de las dos prisioneros

queden estos dos Christianos; que yo (ha fortuna cruel! no el cuidado he divertido) voy á ver qué ha sucedido con Rengo y con Tucapél. Vanse Caupolicán y los Soldados.

Fresia. Pues Caupolicán nos da estos Cautivos, Gualeva, escoge uno de los dos.

Gualev. Eso á tí te toca, Fresia: temiendo estoy que se incline ap. á este Español. Fresia Pues me dexas la eleccion, aqueste elijo.

Gualev. Y yo á mí la enhorabuena ap.
me doy, de que mi cuidado
libre esté de la sospecha,
que tuvo de Fresia: el alma
me leyó. Fresia. Conmigo quedas,
Español.

A Maquete.

Gualev. Y tú conmigo. A Doña fuana.

Juana Ya se postra mi obediencia

á tus pies: sin alma estoy! ap.

Fortuna, dónde me llevas?

Sale un Soldado. Ya, señora, se ajustó la pasada competencia de Rengo y de Tucapél; á darte esta buena nueva Caupolicán me ha enviado, y á las dos llama. Fresia Gualeva, ve tú, que ya yo te sigo.

Gualev. De mala gana se ausentan ap. mis ojos de este Español, mas obedecer es fuerza.

Mosq. Usté en escoger no sabe qual es su mano derecha.

Fresia. Por qué lo dices? Mosq. Lo digo, porque soy la peor bestia y de mas horribles tachas del mundo. Fresia. De qué manera?

Mosq. Porque tengo hambre canina, y tengo sarna perpétua, un lobanillo en un lado, y huelo de ochenta leguas á hombre baxo, que los baxos como tienen los pies cerca de lo amargo del pepino, no hay demonios que los huela. Tengo mataduras, pujos,

almorranas, hipo, reuma,
y no me pongo escarpines;
con que segun la propuesta,
puede usted quedar ufana
de ver la ganga que lleva.

Fresia Tantas faltas tienes? Mosq. Tantas,
y esto mejor lo dixera
un amo que Dios me dió.

Fresia. A quién sirves? Mosq. Esa es buena.

Fresia. Dilo, pues yo te lo mando.

Mosq. Mucho pregunta esta perra. ap.
S tvo á Don Diego de Almagro,
Maestre de Campo en esta

Conquista de Asauco.

Conquista de Arauco.

Juana. Y quien

me hace andar de esta manera.

Fregia. De este Español muchas veces
el nombre oí y las proezas;

el nombre oi y las proezas;
y com à Marte inclina la
nació ni natura leza,
confieso que me han debido
inclina cion, que en la guerra
el valor aun del contrario,
estimaciones grangéa.

fuana. Esto le filtable solo ap.

á mis zelos y mis penas.

Fresia. Es galan? Mosq Como un Adonis.

Fresia Blando: Mosq Como una manteca.

Fres Cortés Mosq Perra, que te clavas. ap.

Fres. Y callado? Mosq. Ay, qué jaléa! ap.,

sal quiere este huevo, andallo.

fuana. Y 1 no puedo mas. No creas estas locuras, señora, porque en D in Diego no hay prendas dignas de tu estimacion: no crió naturaleza hombre tan mudable y falso con las Damas, y aun pudiera decirte de alguna, que con engaños y cautelas ha burlado; pero solo quiero, señora, que sepas, que en él se hallará el engaño, si el engaño se perdiera.

Fresia. Quién os mete en eso á vos, que así hablais en mi presencia?

Juana. Yo, señora::- Mosq Este capon có no habla de esta manera?

Juana. Sin alma estoy!

Fresia.

Fresia. Tu prosigue. Mosq. Digo, en fin, que si le vieras, conocieras un prodigio: qué talle! qué pies! qué piernas! qué osadía! qué valor! qué gala! qué gentileza! No ha llegado á tus oidos en un refrán de mi tierra, lo de, 6 qué lindo Don Diego! pues este Don Diego era. Fresia. Quien creera, que tantas partes. bien al corazon le suenan? Y dime: (ay, Amor, que ya al alma suspiros cuestas!) tiene Dama? Mosq. Señora::- Juana. Señora::-Fresia. Quién os lo pregunta? Hay tema: semejante.? Vos quereis. apurarme la paciencia? Juana. Yo, señora::- Fresia. Sois un necio. Mosq. Póngase una vigotera, ó vayase luego al rollo. Juana. Denme mis zelos paciencia. Fresia. Español, porque conozcas. mi piedad y mi clemencia, libre estás. Mosq. Pleguete Christo, vivas mas que veinte suegras. Fresia. Mas con una condicion ha de ser. Mosq. Dila, qué esperas? Fresia. Que has de decirle á Don Diego, que una Araucana desea conocerle; y que si tanto de ser valiente se precia, y galante con las Damas, que venga una noche de estas á mi Real, con el seguro, que mi palabra le empeña de su peligro. Mosq. A mi amo le diré letra por letra lo que dices. Fresia. Pues manana te aguardo con la respuesta: vete en paz. Mosq. Eso, vendré, como ahora llueven camuesas. ap. Fresia. No te vas? Mosq. Ya te obedezco: por Dios, que escapé de buena. Vase. Juana. Cierto es su amor: ay de mi! ap. Fresia. Quién pensara:, altiva Fresia, de oir unas alabanzas, que quizás serán inciertas,

que tu pecho de diamante á un Español se rindiera? Juana. Buena he quedado: ay aleve Don Diego! que aun en las tierras mas remotas y apartadas sea tu nombre la primera cosa que escuche! No basta con engaños y cautelas haber triunfado (ay de mi!) de mi honor? Pero mi lengua, cómo, hasta tomar venganza, puede articular mi afrenta? No basta, que por tu causa dexé en el Perú mi hacienda, mis padres, y lo que es mas, mi honra infelice, pues queda con mi venida, del vulgo á la calumnia sujeta; y á que Don Pedro de Roxas mi hermano su infamia sepa, que hoy en el Perú se halla sirviendo, para que tengan este borron sus hazañas y su valor esta afrenta? No basta, ingrato, no basta que yo siguiéndote venga, porque tuve allá noticia, que estabas en las fronteras de Arauco, y en este trage, á los rigores expuesta de la fortuna, me entregue á las ráfagas inquietas del mar, que compadecido tuvo de mi mas clemencia que tú; pues en fin, me puso en la arenosa ribera de Arauco? No basta, ingrato, que noticia de tí tenga, que te busque mi cariño, que en un encuentro me prendan, que prisionera me traygan, que esclava por tí me vea, que te solicite amante (ay Dios!) para que agradezcas de mi constante cariño tan repetidas finezas? Ay inteliz Doña Juana de Roxas! qué buena cuenta has dado de tu recato?

la libertad. Gnalev. Yo estay ciega. ap. Pues yo sé de un alma (ay triste!) que se halla utana y contenta sin libertad. Juana. Singular debe de ser, pues no hay regla que no tenga su excepcion. Gualev. Qué discreto! O soy muy necia, ó algun cuidado te arrastra.

Juana. Aunque es mi razon grosera (porque estando en tu poder, no hay cuidado que lo sea) no sé qué tiené este nombre de esclavo. Gualev. Español, cesa: tú mi esclavo? es desvario: ay amor, que te despeñas! Ciega me abraso en tus ojos; y porque mejor lo veas, ya estás libre. Juana. Tus pies beso. Va à arrodillarse, y detiénela Gualiva.

Gualev. Levanta, que esta ficeza

Los Españoles en Chile. que hago contigo, conmigo mas de un cuidado me cuesta: son todos los Españoles como tú? Dime, en la guerra se usan estas blancas manos? tienen todos tu belleza? Juana. Solo que me enamorase taltaba ahora á mi pena: pero aqui importa un engaño, que pues yo me hallo de Fresia zelosa, fingiendo que quiero á esta muger, con ella me he de que lar, pues con esto averiguo mis ofensas. Gualev. Qué respondes? Juana. Buena estoy p. para enamorar de veras: pero esto ha de ser. Señora, el respeto no me dexa::-Gualev. Hibla, de qué te suspendes? Juana. Digo, divina Gualeva, que en tus ojos::-Gualev. Qué? qué dices? Juana. Ella me da mucha priesa, ap. y yo á enamorar no acierto. Digo, que si tú quisieras, mi amor rendido::- Gualev. Prosigue: Juana. A tu divina belleza está ya. Gualev. Pues, Español, hablemos claro; la mesma inclinación me has debido: desde hoy el alma se emplea en amarte. Juana. Soy tu esclavo. Gualev. Qué gloria, Cielos! ap. Juana. Qué pena! ap. Gualev. Cómo te llamas Juana Don Juan. Gualev. Pues, Don Juan, una advertencia. tiene que hacerte mi amor. fuana. Qual es? Gualev. Que aunque libre quedas, en Acauco has de quedarte. Juana. Me agravia que esto me adviertas, quando solo por quedarme ap. he fingido esta cautela. Gualev. Serás firme? Fuana. Soy tu amante. Gualev. Iraste? Juana. Eres mi cadena. Gualew. Ven, mi Don Juan. Fuina. Yi te sigo.

Gualev. Qué alegria! Juma. Qué tristeza!

Gu dev.

Gualev. Venciste, Amor, pues lograste ap.
de este Español las finezas. Vase.
Juana. Gracias á Dios, que acabó
de quebrarme la cabeza. Vase.
Salen el Marques de Cañete, Barba, con
baston de General, Don Diego de Almagro
con vengala, Don Pedro de Roxas
y Soldados Españoles de acom-

Marq. Españoles valientes,
cuyos hechos altivos y eminentes
un mundo y otro aclama,
aun no cabiendo en ellos vuestra fama:
ya veis en el estado,
que el Bárbaro rebelde, levantado
(despues de tantas glorias)
ha intentado postrar vuestras victorias;
pues loco y atrevido
(de pensarlo, por Dios, estoy corrido)
olvidado (sin duda, que es aquesto)
de quien sois, á esta plaza sitio ha puesto;
y es mégua, q la accion les he envidiado,
que un Marques de Canete esté sitiado.

Diego. Dos comboyes han roto. Marq. Tienen traza,

segun los miro, de asaltar la Plaza.

Diego. A tu sombra, señor, hoy en los muros defendidos estamos y seguros.

Mar. Bué D. Diego Almagro, vuestro brio, no tan solo asegura el valor mio; pues dando á España glorias, le servis de muralla y de victorias.

Diego. Vuecelencia en honrarme.

Marq. Poco digo,

que esto mejor lo sabe el enemigo.
Don Diego, hablemos claro, yo deseo, aunque el inconveniente grande veo, quando somos tan pocos, dar castigo á estos Bárbaros, que locos hoy me tienen sitiado, y no es para un Mendoza lo encerrado; y aunque hay mas de quinientos para cada Español, hoy mis intentos se han de lograr: por vida de los dos, que he de hacer una salida; qué os parece?

Diego. Señor, que acometamos, que alentándonos vos, ménos bastamos, aunque para qualquiera

cien mil mundos de Bárbaros hubiera.

Marq. Vos D. Pedro de Roxas, que valiente
siempre unis lo bizarro y lo prudente,
quál vuestro voto es? Pedr. Seguir osado,
pues Vuecelencia lo ha determinado.

Marq. Por vida mia, D. Pedro, en este intento, -decid desnudo vuestro sentimiento.

Pedro. Estando de por medio vuestra vida, (ya negarle no puedo esta salida, apaunque el valor heroyco lo ha dictado) me parece, segun en el estado que está el socorro que esperamos, era mucho mejor, señor, que no se hicieras porque juntos con él, si el cerco dura, está nuestra victoria mas segura.

Marq. Andad, señor, y á mí qué me debieras si con ese partido acometiera?
Sufrir un cerco yo? quién tal ha dicho!
no sufre tanta flema mi capricho.
Salir, señor, intenta mi denuedo,
que pensarán, por Dios, que tengo miedos si el socorro llegare, es mal partido,
que al enemigo encuentre ya vencido?

Pedro. Este mi sentir es, mas al suceso no ha de faltar mi espada.

Marq. Bueno es eso,

ella sola ha de darme la victoria. Pedro. De tu valor se espera mayor gloria. Diego. Mirad, D. Pedro, vos habeis llegado poco habrá del Perú, sois gran Soldado, bien lo dice el valor que en vos se halla, pero no conoceis á esta canalla; porque son tan valientes, y de esotros de allá tan diferentes, que porque todos sus hazañas vean, con disciplina Militar pelean. Y es mengua de Soldados, ver que nos tengan hoy acorralados, sin opósito suyo, pues parece, que de nuestra omision su orgullo creces y asi, para su estrago, no hay sino darles hoy un Santiago.

Marq. Y como que lo creo de vuestro gran valor. Diego. Ya mi deseo quisiera verlo todo executado.

Sale Mosquete.

Mosq. Gracias le doy al Cielo, que he llegado. Diego. Mosquete? Mosq. Señor? Diego. De dónde vienes

B

con tanta prisa? Mosq. Buena flema tienes: prisionero me ví del enemigo.

Diego. Qué dices ? es verdad?

Mosq. Lo que te digo;

y tú has sido mi norte y aun mi estrella; porque en oyendo una Araucana bella tu nombre, libertad me dió al instante, y me dixo::- Diego. No pases adelante, que está el Marques aquí.

Mosq. Pues oye aparte; Hablan aparte. mira que traygo mucho que contarte.

Diego. Luego me lo dirás. Marq. Ese Soldado quién es? Diego. Mosquete mi criado: llega, Mosquete, á que el Marques te vea: Mosquete, acaba. Llega al Marques.

Mosq. Lo que Mosquetea.

Marq. Tiene buena presencia.

Mosq. Menor Mosquete-soy de Vuecelencia.

Marq. Hoy es el dia, Españoles mios, que necesito mas de vuestros brios; y pues lo deseamos,

este el órden será. Todos. Ya le aguardamos. Marq. Por la parte del Rio importa mucho,

D. Diego, que salgais: pero qué escucho?

Diego. Llamada han hecho.
Marq. Ya me dá cuidado:

qué puede ser? Sale un Soldads.

Sold. Señor, es un Soldado del Real del enemigo, que à boca quiere hablarte.

Marq. Que entre, digo.

Sold. Ya licencia teneis, entrad, Soldado.

Sale Caupolicán disfrazado.

Caup. No he querido fiar de otro cuidado, aunque es hacer á mi decoro ultrage, apoesta accion; y así, vengo en este trage solo, no porque vengo yo conmigo, á saber la intencion del enemigo.

Apolo os salve, Soldados: Llegao quál es aquí de vosotros el gran Marques de Cañete?

Marq. Dí, Araucano, ya te oigo.

Marq. Di, Araucano, ya te oigo.

Mosq. Parece, si no me engaño, ap.

que aqueste galgo conozco.

Caup. El grande Caupolicán,
del Orbe terror y asombro,
General de Arauco y Chile,
Reyno á su grandeza corto:

á tí el Marques de Canete, salud envia en Apolo, para que conozcas yerros, que te han de ser tan costosos. Lo que à decirte me envia es, que à saber venga solo de vuestra altiva porfia, si el medio os ha vuelto locos; porque si sabeis, que está su. Exército numeroso sobré esta: Plaza:, y que sois para sua detensa pocos: si sabeis, que ya la hambre con torcedores ahogos os debilita, y los dias. os vas consumiendo sordos: si sabeis, que es imposible que os venga ningun socorro, y aunque os viniera, Españoles, el de Marte, fuera ocioso, á qué aguardais., Castellanos? Cómo altivos, ciegos, cómo quereis ser vosotros mismos enemigos de vosotros? Rendios al punto, que un dia teneis de plazo; y si locos, en: este término, os tiene la ceguedad perezosos: por esa divina antorcha, que el Cielo debana á tornos, y ese encendido Cometa. de ese cristalino globo, que no ha de quedar almena, que no se convierta en polvo, ni vida, que de su saña no sea indigno despojo: esto-me envia à decirte, tu respuesta, aguardo, solo. Diego. Esto escucho! voto á Dios::-

Marq. Aunque tu gran desahogo,
Araucano, merecia
mas respuesta que mi enojo;
y aunque no te vale el fuero
de Embaxador, que es impropio
en tí, porque de traidores
Embaxador no conozco;
porque vuelvas la respuesta,
aquesta vez te perdono.

A Caupolicán le dí,

que

que ahora no le respondo de palabra, porque quiero ir en persona yo propio á castigarle en campaña: hablais mucho y obrais poco. Diego. Yo he de rebentar, sin duda, ap. si los cascos no le rompo. Descomunal Araucano, altivo y presuntuoso, que fundas tu bizarría en lo adusto y en lo bronco; el Marques no ha de salir, porque fuera empeño corto á su valor: yo saldré, que soy el menor de todos los que ves; y voto á Dios, que si en campaña le cojo (sin llegar mi espada á él, que es un Bárbaro asqueroso) le he de enviar al infierno tan solamente de un soplo; y si acaso (que sí harán) no le quieren los demonios, volverá carbon, con que nos calentemos nosotros. Caup. De tus sobervias palabras, Castellano, no me corro, quando hablais como mugeres encerrados, y propongo decirle á Caupolicán, que os envie sin enojos alguna labor que hagais, porque no esteis tan ociosos. Diego. Bárbaro, viven los Cielos, que has de ver::-Acométele y detiénele el Marques. Marq. Don Diego, cómo estando presente yo? Diego. Por ti, señor, me reporto. Marq. Dile á ese Bárbaro ciego, que luego al punto dispongo sacar mi gente en campaña. Caup. Esa palabra te tomo. Marq. Presto la verás cumplida. Caup. Desdichados de vosotros, si intentais esta locura!

Marq. Vete en paz.

Caup. Guardeos Apolo. Vase.

Diego. Vive Dios, señor, que es mengua

de Españoles valerosos, que de un Bárbaro suframos esta befa y este oprobio! Marq. Bien decis; y así, Don Diego, como os he dicho, dispongo, que por la parte del Rio salga vuestro pecho heroyco á darles el Santiago. Diego. De lo que tardo me corro. Marq. Vos, Don Pedro, por la parce que mira al Real, animoso habeis de salir con órden de hacer al Bárbaro rostro, y retiraos si acaso empeña su resto todo, que yo en Santa Fé quedo para iros dando socorro. Ea, Españoles, partios luego, y vaya Dios con nosotros. Diego. Toca al arma. Pedro. Al arma toca. Marq. Ea, Españoles famosos, Santiago y cierra España. Entranse sacando las espadas. Mesq. Allá vais con mil demonioss solo Mosquete se queda, que Mosquete no está loco para que ahora dispare, que es un hombre escrupuloso, y no sale, que no quiere que le sacudan el polvo. Ve aquí que salgo, y un Indio me apunta y me saca un ojo, porque tira muy derecho, aunque tiene el arco corbo. Ve aquí, que con una cuerda, remangado hasta los codos, hecho verdugo de Martir, hácia mí se viene otro. Saco la Cruz, y le digo: tente, que no estoy de modo, que me despaches á ser vecino del Flos-Sanctorum. Ya han salido, ya se trava la escaramuza, y el plomo reparte sus peladillas. Disparan. Dentro Caup. Araucanos valerosos, hácia el Rio, que nos cortan. Dentro Diego. Todos para mí sois pocos. Mosq. Aquí estoy mal; ahora bien,

yo me voy a aquel rastrojo a decir, que he peleado mas que ninguno de todos. Vase. Dentro ruido de batalla, y salen D. Diego retirando algunos Indios, y mételos a cuchilladas.

Diego. A ellos, fuertes Castellanos.

Indios. Huyamos, que son demonios.

Vanse, y salen dos Soldados Españoles retirando á Fresia.

Sold. 1. Ríndete, Araucana. Fresia. Infames, mal mi orgullo valeroso conoceis; de aquesta suerte me rindo yo: Vive Apolo, que se me cayó el acero. Caésele.

Sold. 2. Date á prision. Fresia. Cielos, cómo

consentis aquesta injuria?

Sale D. Diego. Hácia aquí las voces oigos qué es aquesto? Sold. 1. Gran D. Diego de Almagro::-

Fresia. Qué escucho! Sold. 1. Solo haber hecho prisionera esta Araucana. Diego. Mis ojos apano han visto tal hermosura!

Fresia. Ya por mi mal le conozco, apa y hallo en él quanto la idea me propuso. Diego. Oid vosotros; idos. Los dos. Ya te obedecemos. Vanse.

Diego. Quién eres, divino monstruo?

Quién eres, que como Diosa,
hoy á tus plantas me postro?

Levanta el acero y se lo da.

Vuelva el acero á tu mano,
vibra en mi pecho tu odio;
pero no, que ya me has muerto
con los rayos de tus ojos.

Y porque sepas que yo
soy tu prisionero solo
(porque tu vista á mi gente
no cause algun alboroto)
en ese bruto, que miras
atado á ese verde tronco,
te pon, y vete á tu Real.

Fresia. A tu valor reconozco la libertad y la vida.

Dentr. Tucap. Araucanos animosos, Fresia no parece. Fresia. Cielos, ap. mi gente es esta: qué oigo! Salen Tucapél, Rengo y Soldados Indiosa Tucap. Ha traidores, cómo así quereis robar el tesoro de Arauco, quando el Sol mismo no le merece en su solio? Rengo. Muera, qué aguardo? Fresia. Teneos.

Diego. Los traidores sois vosotros.
Riñe Don Diego con todos, y Fresia le defiende, poniéndose delante, y sale Doña fuana de hombre, con la cara cubierta, y pónese al lado de Don Diego con la

espada desnuda.

Juana. Caballero, á vuestro sado me teneis, ánimo. Fresia: Cómo, villanos, si le dehendo, osais altivos y locos ofenderle? Tucap. Qué razon moverte puede? Fresia. Oidme todos. A este Castellano debo la libertad, pues su heroyco pecho libre me enviaba, quando llegasteis vosotros; y puesto que se le ofrece á mi aliento generoso. ocasion en que le pague la deuda del mismo modo, nadie le ofenda, Soldados, venid siguiéndome todos: y tú, Castellano, al punto en ese bruto fogoso, que me ofrecias, te parteal fuerte, advirtiendo solos que no solamente son los de Arauco valerosos, sino que hasta las mugeres tienen este aliento propio.

fuana. Y yo de que le defienda, apa me abraso en zelos rabiosos. Tucap. Solo porque quedes bien,

templa Tucapél su enojo.

Fresia. Seguidme pues: ay, Don Diego, dueño del alma te nombro! Vanse.

Diego. Ay, Araucana divina, cautivo quedo en tus ojos!

fuana. Ha talso ! pero no es tiempo ap.
de descubrirme. Animoso
Caballero, montad luego,
y. poned la vida en cobro,

que yo os aseguro el campo. Diego. A vuestro aliento brioso, Caballero, agradecido estoy: quién sois? fuana. Eso solo es imposible deciros. Diego. Pues si no os declarais, cómo podrá mi pecho pagaros la deuda que reconozco? Juana. Mas me debeis que pensais: Diego. Pues por qué encubris el rostro? Juana. Porque me importa encubrirme: Diego. Conoceisme? Juana. Ya os conozco, y algun dia os pediré la paga. Diego. Seré dichoso: á recoger han tocado. Juana. Pues, Caballero brioso, idos al Fuerte, que yo al Real de Arauco me torno. Diego. Apartarme de vos siento. Juana. Yo evitaré los estorbos para estar siempre con vos. Tocan: Diego. No os entiendo. Juana. Yo tampoco. Diego. Segunda vez han llamado. Juana. A. Dios. Diego. A Dios: yo voy loco. de ver un hombre tan raro. Vase. Juana. Fementido y alevoso, yo haré que pagues mi amor, que aunque te abrasan los ojos de Fresia, estorbar sabré

#### क्ष्मक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्ष

tus intentos cautelosos.

#### JORNADA SEGUNDA.

Juana. Amor, ya he llegado á verla fuerza de tu rigor;
qué es lo que quieres, Amor,
de una infelice muger?
Si tu violenta porfia
de mí misma me enagena,
qué es lo que me quieres, pena,
que aun no me dexas ser mia?
Don Diego, aleve y traidor,
de mí, con injusto trato,
se olvida y me dexa ingrato,
quando es dueño de mi honor.
Ya con cariño leal
solicito su desden.

que solo vo sirvo bien á quien sabe pagar mal: y porque no se mejore mi suerte, halla mi quimera una muger que le quiera, y otra que à mi me enamore. Fresia, para darme enojos, le quiere; y él, claro está, que su afecto pagará, pues me lo han dicho sus ojos. Gualeva muy carinosa, porque padezca este ultrage,... me adora, que en este trage debo de ser mas dichosa; y entre estas burlas y veras. lidiando está mi cuidado: fortuna y dónde has hallado... tanto tropel de quimeras? Pero pues ya me quedé: en Arauco, y en rigor Gualeva me tiene amor, con esta industria podré: de los dos saber mi daño? centinela de mi honor; pues lo que hiciere su amordo sabrá deshacer: mi engaño. Sale Fresia por el otro lado.

Fresia. Amor, que en dulces despojos usurpaste á mis sentidos: la vista por los oidos, y la atencion por los ojos. dónde tus engaños van, tirano, que no lo sé,... pues injuriando la fe que debo à Caupolican, á, un Christiano mi alvedrío has rendidos de manera, que no soy la que ántes era? Qué no hará tu desvario? De Fresia ha de haber quien diga : que á otro amor su afecto dá? pero allí el Christiano está. Juana. Cielos, ésta es mi enemiga!

Al paño Tucapél. A Fresia, determinados viene siguiendo mi amor á decirle (qué rigor!) que es imán de mi cuidados pero no es posible ahora, que está el Español allí.

Fresido

Fresia. Christiano, qué haces aquí tan solo? Juana. Ha ingrata! Señora, no tengas á novedad hallar solo á un afligido, pues de un triste siempre ha sido alivio la soledad. Fresia. Triste tú, por qué razon? no has mejorado tu suerte? Juana. Tu pudieras responderte, pues eres tú la ocasion. Fresia. Mi prima Gualeva, di, que aquesto bien lo sé yo, la libertad no te dió? Juana. Si señora, eso es así: y aunque lograrla pudiera, traygo un cuidado cruel, y hasta que acabe con él he de estar de esta manera. Fresia. A lo que llego á entender, Español, de tu cuidado, creo estás enamorado en tu stierra? Juana. Puede ser, y aun aqui que lo estoy siento. Fresia. A quién tu amor se rindió? Juana. Pienso, que estamos tú y yo en un mismo pensamiento. Fresia. No te entiendo; y pues los dos solos estamos ahora, dime, a quien quieres? Juana. Señora, son cuentos largos, por Dios: A un sugeto mis desvelos se han rendido y se han postrado, que por otro me ha dexado. Fresia. Mal haya quien te da zelos! Juana. Mil veces mal haya, amen! Fresia. Y pues tú me has declarado, que quieres bien, mi cuidado he de fiarte tambien. Tucap. Con mil sobresaltos lucho. Fresia. Sabe, que Amor me condena á la mas terrible pena: pues à un Español::-Tucap. Qué escucho! Fresia. Se rindió el orgullo mio; y como, en fin, soy muger::-Tucap. Esto me importa saber. Fresia. Es dueño de mi alvedrio: quisiera sin embarazos verle esta noche. Fuana. Ha traidora! ap.

Fresia. Qué me respondes? Juana. Señora, (quién te hiciera mil pedazos!) por aliviar tu dolor, y porque se te olvidara, vida y alma aventurara. Fresia. Pagas en eso mi amor. No conoces a un Don Diego de Almagro, á quien hoy la fama por el mas valiente aclama? Tucap. Esto escucho! yo estoy ciego! Fresia. Si; bien lo conocerás, pues en la presencia mia de él hablaste mal un dia, y he de saber por qué estás mal con él. Juana. Aunque es así, que mal de Don Diego hablé, nada en Don Diego se vé, que pueda amportarme à mi: en mi tierra loco y ciego, Don Diego a una Dama vió, y Don Diego la turbó. Fresia. No he visto tanto Don Diego: eso que te importa á tí? Juana. A mi nada, claro está. Tucap. La paciencia pierdo ya. Juana. Zelos, qué quereis de mí? ap. Fresia. Yo, en fin, à Don Diego adoro, bien te lo ha dicho mi fe, isin él no vivo; y aunque es arriesgar mi decoro, delante de ti un recado, como sabes, le envié; y pues no viene, se ve, que no se le dió el criado; y así, Español, yo quisiera::fuana. Quisieras, si se repara, que yo mismo le llevara, para que á verte viniera, otro aviso en conclusion? Fresia. Leiste el intento mio. Juana. Te espantas? mas que en el mio estoy en tu corazon. Fresia. A darle este aviso irás, pues fio mi amor de ti. Juana. Y si el no viene por mi, no tienes que aguardar mas. Fresia. Ve à darle luego el recado, y á sacarme de este abismo. Juana. Haz cuenta, que es uno mismo

tu cuidado y mi cuidado. Fresia. Yo te seré agradecida, si con dicha á verme llego. Juana. O no has de ver á Don Diego, ap. ó me ha de costar la vida. Vase. Tucap. A qué aguardan mis enojos, si estoy. de corage, ciego? Fresia. Ay Español! ay Don Diego! quándo te han de ver mis ojos? Apolo, tú que el secreto. sabes de mi lengua muda, dime, vendrá? Sale Tucapél. Tucap. Quién lo duda? Yo, Fresia, te lo prometo, que no es muy dificultosa esta empresa. Fresia. Hado cruel, aposi me oyó hablar Tucapél? Tucap: Escúchame; Fresia hermosa: Divina: Araucana: bella, en cuyas luces anima el. Sol'sus Hamantes rayos, para que amanezca el dia: No me espanto, que al Amortu altivez hermosa rindas, que en tu mismo cielo tienes los astros con que te inclinas. Solo siento, quando hay tantos en Arauco que te sirvan y que te adoren (pues yo al combate de tus iras, ha mil siglos que en tus ojos. ardo salamandra viva) que á un Español, que á un Christiano ciegamente: inadvertida, entregues tu amor, sin ver que te ofendes á tí misma. Corrido de hallarte humana estoy al verte divina: no sabes, que de sus cascos nuestra insaciable ojeriza hace valer, que en tu mesa : la hidrópica sed mitigan? Péro ya que estás resuelta à quererle, pues le envias á llamar, desprecio haciendo de mis» hidalgas hatigas, « hoy á tus ojos prometo traer su cabeza misma; porque quien viere tu amor

puesto en un Christiano, diga, que Tucapél de esta infamia á los Araucanos libra. Fresia. Aqui importa mi valor; ap. de escucharle estoy corrida: pero mi rigor con él me disculpe, pues peligra mi honor, si le rino ahora con blandura su esadía. Dos delitos, Tucapél, con-tus-razones indignas, has cometido: primero, que estando en presencia mia, sin el respeto debido á mi honor, que á par se mira del Sol, pues á él comparado 🗼 arde con centellas tibias, ciego me declares ese bárbaro amor que publicas. El segundo, no el primero, bien dice, y lo que mas me irrita, es que atrevido, villano y descompues to me digas, que à un Español rinde Fresia su amor, quando no mitigan mares de sangre Christiana la sed insaciable mia. Yo aficion? qué es aficion? Yo caricia? qué es caricia? quando yo' misma me corro. de que mi voz lo repita: mientes, villano. Tucap. Oye, Fresia, considera, advierte, mira, que yo lo escuché, y no puedes negarme lo que publicas. Fresia. Es verdad, pero hay palabras, que aunque suenan mal oidas, el intento que las mueve suele tal vez desmentirlas. Yo le llamé, no lo niego, para quitarle la vida con este engaño (ay Don Diego, ap. perdóname esta mentira!) porque me corro de ver, que sus hazañas altivas borren las que de vosotros hoy tiene la fama escritas; aquesta fué mi intencion, y piensas tú::- Tucap. No prosigas,

que en tu disculpa engañosa te consiesas concluida. Doy, que llamarle tu voz para ese intento sería: doy, que viene, y que tú, Fresia, con esos ojos le miras: dexarán de ser hermosos, aunque de rigor los vistas? no es preciso que se muera, si con atencion los mira? Luego ya de tu favor, y no del rigor peligra; pues no muere de tu enojo el que muere de su dicha: y así, para que no tenga esta vanidad precisa, pues verle muerto deseas, yo haré, tirana enemiga, que con su cabeza veas hoy mi promesa cumplida. Vase. Fresia. Ay Amor, cierta es mi muerte! que si Don Diego peligra al rigor de este tirano, para qué quiero la vida! Bien pareces que eres mio, pues empiezas con desdicha; mas cómo de mi valor me olvido, quando yo misma puedo remediar del alma la amenazada ruina? Siguiendo iré á Tucapél, que en dos acciones distintas, si aventuro mi recato, el amor es quien me obliga. Vase. Salen Don Diego y Mosquete. que en los bárbaros hicimos. Morg. Sí, mas por Dios, que nos vimos bebiendo la muerte á tragos.

Diego. Grandes fueron los estragos,

Diego. Notable el número fué, que de enemigos cargó.

Mosq. Si no estuviera alli yo, se perdiera Santa Fe: :. valiente mi acero andaba.

Diego. Yo en el campo no te ví. Mosq. Con da sombra me encubri de los que despavilaba: á un Araucano encontré lampiño, y le di tal bote,

que á su pesar, de un vigote en un arbol le colgué. Diego. Un lampiño, cómo, dí, pudo vigotes tener? Mosq. Le empezaban á nacer de miedo de verme á mí: á otro Araucano marrajo (mira mi fuerza la que es) solamente de un rebes le eché en el Rio de Tajo. Diego. Calla, loco. Mosq. Qué te inquieta? Diego. Qué eres un gallina digo. Mosq. Tú, comparado conmigo, eres un niño de teta. Diego. Por Dios, que me vi perdido, si aquella hermosa Araucana, que te dixe, soberana,

no me hubiera defendido. Mosq. Admirado me ha dexado lo que de ella hoy refieres; mas tú con estas mugeres eres muy afortunado; pues tienes (rara quimera) una, que con dicha extraña, te defiende en la campaña, otra, en el Real te quiera. Fresia, a tu fama obligada, pide la vayas á ver; déxate, Fabio, querer, pues que no te cuesta nada.

Diego. Fresia se llama? sin duda, que es la que me defendió, porque ese nombre le dió su gente. Mosq. Pues si te ayuda, no ir á verla es disparate: necio en no hacerlo serás; enamórala y tendrás para el sitio chocolate.

Diego. Calla, Ioco. Mosq. Sin empachos, hoy te has hallado un tesoro, pues tendrá mas tejos de oro, que hay cabezas de muchachos.

Diegò. Ya á verla determinado estoy, aunque el riesgo infiero: mas será bien que primero, pues tú con ella has estado, y su tienda sabes, vayas á prevenirla. Mosq. Eso no, en que vayas vengo yo,

y luego allá te lo hayas.

Diego. Necio es tu recelo, puesto
que libre por mí te ves.

Mosq. El Marques sale. Diego. Despues

hablarémos mas en esto. Salen el Marques, Don Pedro de Roxas

y acompañamiento.

Marq. Gran dia, por Dios, Don Pedro, que estabamos ya apretados.

Pedro. Señor, aunque Vuece lencia con su corazon bizarro, siempre muro incontrastable á la defensa y reparo de la Plaza asiste, al cerco nos aprieta el Indio tanto, que era imposible::- Marq. Don Pedro, no el peligro he de negaros; pero es mas nuestro valor: Don Diego, tan retirado? cómo, si somos amigos, á darme no habeis llegado el parabien del socorro, que ya tan cerca miramos? En fin, el Perú ha servido fino al Rey. Diego. Tales vasallos nunca pueden obrar ménos.

Marq. Saben muy bien obligarlo, y al Valle de Tucapél entran las Tropas marchando con Don Alonso de Hercilla.

Diego. Es muy valeroso Cabo para la Caballería, y con Reynoso á su lado pueden ceder á sus glorias los Cesares y Alexandros.

Marq. Don Diego, lo que me admira, es ver, que los Araucanos, segun expertos están ya en la guerra, viendo quanto importa aqueste socorro, reconociendo su daño, no hayan salido á impedir á nuestras Tropas el paso.

Diego. Muy dificilmente entraran, si en el estrecho del lago hicieran la oposicion.

Marq. Ha sido descuido raro. Diego. Toda la fuerza en el sitio

esta Plaza han ocupado.

Marq. Sin embargo, admira mucho ver que se hayan descuidado, sin mirar este peligro, y mas quando tan Soldados están ya; porque, decidme, no os causa notable espanto ver, que sepan hacer fuertes, rebellines y reparos, abrigarse de trincheras, prevenirse á los asaltos y jugar armas de fuego? No pudieran hacer tanto si toda la vida en Flandes se hubieran disciplinado.

Diego. Tan diestros, como nosotros,

manejan ya los caballos.

Pedro. Mas es verlos como visten el duro peto acerado.

Mosq. Y habrá quien diga, que en cueros pelean como borrachos; pues la fuercecilla es boba: vive Dios, que hay Araucano, que trae una viga al hombro, que no la llevará un carro. Clarin.

Marq. Qué es aquesto? Mosq. Gran señor, fuera del muro han tocado un Clarin. Diego. Y hácia la Plaza viene un Bárbaro llegando á caballo. Marq. Otra amenaza nos traerá, como el pasado.

Diego. Ya á las murallas se acerca.

Sale Tucapél por el patio en un caballo en cerro, con una liga por freno, estribos de cuerda, y un Indio con

una trompeta.

Tucap. Valerosos Castellanos,
si mi presencia no os causa,
ántes de mi nombre, espanto,
diré quien soy, que esta salva
es fuerza haceros, juzgando,
que si ántes digo mi nombre,
morireis de sobresalto.

Marq. Bárbaro, quién eres, dí, que aunque altivo y temerario piensas matar con las voces, no son las palabras manos.

Tucap. Bien las teneis, Españoles, pues demuestra à los cercados el valor que hay en nosotros,

\_\_\_

no podeis aseguraros; pero para no cansarme de voces, que es excusado, quando el acero pretende ser mejor lengua en el campo, diré en breve à lo que vengo si es que podeis escucharlo. Yo soy Tucapél, en quien consiste todo el Arauco y el mundo, que todo el mundo es corta empresa á mi brazo: á una Dama le ofrecí ( á quien amante idolatro, à quien rendido me postro por deidad y por milagro de hermosura, pues el Sol es de su belleza un rasgo) la cabeza de Don Diego, ese que llaman de Almagro, que porque dicen que es valiente, se le ha antojado: y porque siempre á las Damas he cumplido lo que mando; á Don Diego desafio cuerpo á cuerpo por no errarlo; pues si como me pidió su cabeza, las de quantos ahi se encierran me pidiera, ya en la Plaza hubiera entrado, y todas se las llevara á la cola del caballo. Ea, Españoles, si el valor ambicioso de honra tanto puede con vosotros, que de otro mundo á aqueste os traxo, salir conmigo á campaña os lo asegura; y si osado sale Don Diego, su fama volará en vuelo mas alto, que dan laurel mis historias á la muerte del contrario, y á lo dicho responded, que me corro en lo que tardo. Diego. Bárbaro, yo soy Don Diego, y porque desalumbrado otra vez no hagas promesa, que no has de cumplir, al campo saldré luego, y voto á Dios, que el antojo temerario

de esa Dama ha de cumplir tu cabeza, que no es malo á un antojo de una perra, enviarla una de un galgo. Tucap. Pues, Español, ya que estás de tu valor confiado, en la fuente de oro espero, y hoy de Sol á Sol te aguardo, si te atreves à salir, donde verás que mi brazo para hacerte polvo, es relampago, trueno y rayo. Diego. Tras ti voy. Hace que se va. Marq. Teneos, Don Diego: pues á dónde vais? Diego. Al campo, á quitarle la cabeza, y á enviársela en un palo á su Dama, para el muelle. Marq. Pues vuestro aliento bizarro perdone esta vez, porque no podeis salir al campo. Diego. Cómo que no? voto á Dios::-Marq. Ea, Don Diego, templaos; ved que estais en mi presencia, y que yo soy el que os mando que no salgais, pues no os tocael duelo estando cercado. Diego. Vive Dios, que Vuecelencia es terrible. Marg. Reportaos: quién duda que sois valiente? ninguno; pues vuestro brazo, no solo triunfos al Rey, sino Provincias, le ha dado. Yo soy vuestro General, esta Plaza al Rey le guardo, para defenderla solo he menester los Soldados; que duelos particulares, no Plazas al Rey le han dado. Mirad si será mejor para esta empresa guardaros, que á lo que no necesito dexaros salir al campo. Diego. Y. mi pundonor? Marq. Ninguno como yo sabrá guardarlo. Sepa obedecer ahora, que yo tomaré à mi cargo su despique. Vos, Don Pedro, haced luego echar un bando,

que

que ninguno de la Plaza, por ningun modo, sea osado á salir, pena de muerte; y aquesta noche os encargo, que corrais las centinelas, que están fuera. Pedro. Mi cuidado hará todo lo que ordenas. Marq. El nombre os daré temprano: no esteis con pena, Don Diego. Diego. Yo, señor::- Marq. Ya está acabado, no hemos de hablar mas en esto, obedeced lo que os mando. Diego. Digo, señor, que obedezco. No bien el lóbrego manto tenderá la noche al mundo, quando por el muro osado baxe á cumplir con quien soy. Vase. Marg. Lo que siente el buen Almagro perder aquesta ocasion! pero esto es preciso, vamos, que hay mucho que prevenir. Pedro. Ya te seguimos. Marq. Por quanto dexará un hombre valiente de sentir lo que ha pasado? Vanse. Sale Doña Juana en cuerpo con una carabina. Juana. Qué obscura que está la noche! aun no se divisa el Cielo, pues parece que sus sombras se conforman con mi intento. Del Real salgo, y hácia el fuerte de los Españoles vengo, acompañada de aqueste aspid de metal y fuego, que acaso Fresia tenia en su tienda, á ver si puedo ver á Don Diego esta noche, para estorbarle á Don Diego, con un engaño, que vaya á ver á Fresia, pues veo, que si yo no se lo estorbo, no tendrá mi mal remedio. Buena me has puesto, fortuna, con tus extraños rodeos! no soy muger, soy Soldado, pues entiendo ya el manejo de las armas: mas qué mucho si en la guerra de mi pecho, mi amor es el General, Capitanes mis deseos,

Artilleros mis cuidados, y aun Centinelas mis zelos? Sale Mosquete. Lleven los diablos el alma, y el corazon del primero, que fué inventor de recados; que viendo mi amo Don Diego el bando que ha publicado el Marques, y conociendo, que si sabe que ha salido de la Plaza, mi pescuezo lo ha de pagar temerario, y tronera me haya hecho con esta noche salir de Santa Fe, con intento de que un recado la dé á Fresia? viven los Cielos, que está borracho. Juana. Qué es cucho! pasos á esta parte siento. Quién es? quién va? Mosq. Esto es peor; aqui me dan pan de perro. ap. Juana. No responde? pues yo haré con dos balas en su pecho dos bocas con que responda. Mosq. Tente, hombre de los infiernos, que yo con mi boca sucia diré quien soy. Juana. Acabemos. Mosq. Soy un Sastre comprador, que una tela estoy urdiendo, y ahora voy por el recado. Juana. De chanza me habla. Mosq. Lo cierto es, que soy un Soldado de Santa Fe. Juana. Pierde el miedo; y dime, qué Capitanes hay en Santa Fe? Mosq. Dirélos: el de mas fama es mi amo. Juana. A quién sirves? Mosq. A D. Diego de Almagro. Juana. Ya le conozco. Mosq. Es el segundo, Don Pedro de Roxas. Juana. Aguarda, quién? Mosq. D. Pedro de Roxas. Juana. Cielos, si será aqueste mi hermano? Dime, aquese Caballero ha mucho que está en Arauco? Mosq. Poco habrá, segun sospecho, porque en el Perú servia. Juana. El es: fortuna, este riesgo ap. añades mas á mi vida? Dime, y tu amo Don Diego está enamorado? Mosq. Mucho:

Pedro. A él se le olvidó en efecto ap el nombre, y como Soldado ha andado valiente y cuerdo en no dexarme pasar: daréle aviso al Sargento de este caso, para que vengan á mudarle luego. Vase.

Juana. Gracias á Dios, que escapé de tan peligroso riesgo

con

Pedro. Mi cuidado viene ahora recorriendo

sin alma estoy!

los enemigos que tengo

en mi estrella y en mi amor,

en Arauco! el juicio pierdo!

sin saber, que esté mi hermano

Sale Don Pedro.

en mi cuidado y mis zelos,

con este engaño: aquí ya no hay que hacer, pues por lo ménos estorbé, que aquel criado no llevara de Don Diego el recado á mi enemiga; y sé tambien, que Don Pedro mi hermano en Arauco está, pues de él me libré: quién, Cielos, se vió en tan gran confusion! pues me amenazan á un tiempo, un amante, á quien adoro, y un hermano, à quien respeto. Vase. Sale Tucapél. Ya el Sol, Monarca del dia, en el Mar está acostado; y pues con prisa he llegado hasta aquesta fuente fria, y es fuerza haber de esperar à que salga el Español,

y es fuerza haber de esperar á que salga el Español, pues busca descanso el Sol, bien podré yo descansar. Recuéstase. A la margen reclinado de este arroyo esperar quiero, que no seré yo el primero que descanse en el cuidado. Hoy, Fresia ingrata, verás si fué amor trocar tu suerte; y si es querer darle muerte, quien sabe servirte mas. Si à salir se atreverá? sí, que en su honor es forzoso, mas soy tan poco dichoso, que por esto no saldrá.

Sale el Marq. Vive Dios, que me ha pesado, y que llego á estar corrido de haber el duelo impedido á tan valiente Soldado; que aunque lo fundé en razon, pues no le toca al sitiado, es una razon de estado, que la siente la opinion. El lugar que señaló el Bárbaro loco y ciego, es este, y hoy por Don Diego vengo á castigarle yo: que atrevido, no quisiera, pues su salida impedi, que este Bárbaro de mi y de todos se riyera. Disfrazado, aunque imprudente,

mi valor aquesto intenta, que no ha de estar siempre á cuenta de lo cuerdo, lo valiente. En la Plaza están agenos, de que pueda estar yo aquí: con tal secreto salí, que nadie me echará ménos. Diránme que no es cordura el que yo salga, en rigor; pero démosle al valor un dia una travesura.

Sale Don Diego por otra puerta, y quedase al paño.

Diego. Por el muro me arrojé, y vengo desesperado á este sitio: si he tardado?

M.rq. Allí en la arena se vé un bulto; llegarme quiero: Ha hidalgo. Tucap. Decis á mí?

Diego. Dos hombres están allí.

Marq. Si sois Tucapél, espero saber.

Levántase Tucape

Tucap. Si eres tú el Christiano, mi valor te lo dirá.

Marq. Pues cómo durmiendo está con tal sosiego, Araucano, quien tiene enemigos, dí, de tan grande pundonor?

Tucap. Porque siempre mi valor está velando por mí.

Diego. Qué oigo, Cielos soberanos!

Marq. Hiblen, Bárbaro, las manos.

Tucap. Corrido, por Marte, estoy de haber de reñir contigo, y en mi Real me reñirán, que aunque te mate, dirán, que has hecho campo conmigo; pero puesto que el cumplir con mi Dama es la fineza, le he de llevar tu cabeza.

Marq. Gana me das de reir, que no es fácil, á mi ver, aunque tu arrogancia escucho; porque yo la quiero mucho, y la sabré defender.

Tucap. Español, de esta manera esta empresa facilito.

Marq. A las obras me remito.

Sacan las emadas, y llega Don Diego.

Diego. Aguarda, Bárbaro, espera;
porque si este duelo hoy
con Don Diego has aplazado,
y á él solo has desafiado,
Don Diego de Almagro soy.

Marq. Qué miro! Almagro ha salido, ap.

y el órden ha quebrantado!

que no me conozca intento.

Tucap. Siempre eché de ver, Christiano, que para renir habiais de salir acompañado.

Marq. Bárbaro, aunque somos dos, no emprenden los Castellanos renir con ventaja nunca.

Tucap. Pues cómo podreis negarlo, siendo dos los que salís, y uno solo el que yo aguardo?

Diego. Vive Dios, que es el Marques, ap. que aunque lo haya disimulado, en la voz le he conocido; él ha salido gallardo, porque yo no quede mal: á qué mal tiempo he llegado á decir que soy Don Diego! Caballero disfrazado, bien echo de ver que vos, porque supisteis el bando, con mi nombre habeis salido; y aunque estaba en varias manos mi crédito, hacedme gusto de volveros, que yo alabo vuestro valor, y no es bien, aunque en ello soy quien gano, que mi nombre eche à perder hoy vuestro aliento bizarro.

Marq. Volveos, que no podeis quebrar el órden que ha dado el Marques, ántes que sepa que no guardais su mandato, que se enojará, y no es bueno el Marques para enojado.

Diego. Por Dios, que se empeña mucho; ap.
pero yo me he declarado,
y no tiene otro remedio.
Yo soy Don Diego de Almagro,
á mí me desafió,
y yo tengo de matarlo.

Marq. Ya he dicho, que soy Don Diego,

y he de renir. Tucap. Castellanos, para dar fin á este duelo, á qué aguardais? conformaos, pues si no he muerto á los dos es, porque determinado no está, quál es de vosotros Don Diego; porque mi brazo no se equivoque por uno, otro á mi Dama llevando; pero ya que á mi valor dais Don Diegos duplicados, cumpliré mejor con ella, llevándome las de entrambos.

Diego. Pues yo soy aquí::- Marq. Teneos; Va á acometer, y detiénele el Marques. yo vine primero al campo, y aunque Don Diego no fuera le he de matar. Diego. Este acaso no es duelo de hallarse dos á un tiempo desafiados, para que tenga el que sale primero el campo ganado: á mí me desafió, y aunque saliste bizarro, ya cesa en vos el intento, saliendo el desafiado.

Marq. Quien contra un bando ha salido, y no es suyo; que el Soldado, como debe obedecer, es solamente del vando; y así, no os toca este duelo, que yo tengo de acabarlo.

Tucap. Por Apolo, que me tiene vuestro duelo ya cansado; pero con esta razon os satisfareis: entrambos renireis conmigo? Los dos. No.

Tucap. Y el que es D. Diego de Almagro reñirá conmigo? Los dos. Si.

Tucap. Pues yo tengo de ajustaros;
y así, á tí elijo, puesto, A D. Diego.
que eres Don Diego de Almagro;
porque ya te he conocido,
que tú me dixiste osado
en el muro que saldrias;
y á vos os quedo envidiando,
que no entendí, que tenian
tal valor los Castellanos.
Marq. Acabóse, conocióle, ap.

у

y habiéndole el Araucano elegido, no me queda accion de renir, es llano; pues no he de renir por tuerza, y está muy bien empleado, porque no me meta yo á valiente, por Almagro. Tucapél, con tu eleccion este, duelo está acabado: no te descuides, que á fe, que te queda que hacer harto. Vive Dios, si no temiera ser conocido, que entrambos me pagaran de esta agencia las costas á cintarazos; porque irme yo sin renir, lo siento, á fe de Soldado. Temoso me es el Don Diego? pues aunque valiente ha andado, me ha de pagar, vive Dios, haber quebrantado el bando, y no haber guardado el órden. Diego. El Marques se va enojado, mas yo le satisfaré: solos, Tucapél, estamos. Tucap. Obre callando el valor. Riñen. Qué valiente! Diego. Qué alentado! raro pulso! Tucap. Fuerte brio! Diego. Valiente es el Araucano; pero mi valor::- Tucap. Qué es esto? el acero de la mano Caésele la espada. se me ha caido, perdido estoy: cómo, Apolo ayrado, esto consentis? Diego. Levanta el acero, que mi brazo no ha de matarte sin él. Tucap. Agradecido á lo hidalgo de tu corazon, Don Diego, pagar quisiera bizarro Alza el acero. la deuda que te confieso; pero pesa mi amor tanto, que no es posible faltar á la palabra que he dado; y así, perdona, que basta, para que quedes pagado, confesar yo que te debo, y quedar contigo ingrato: tu cabeza he de llevar. Rinen. Diego. Pues rinamos. Tucap. Pues rinamos. Dent. uno. Arma, arma, que el enemigo, valerosos Araucanos, por tres partes nos enviste. Tucap. Qué escucho! al arma tocaron. Diego. Dices bien; y así, qué intentas, Tucapel? Tucap. Que suspendamos por ahora nuestro duelo, pues nos llama este rebato, hasta mejor ocasion: Dexande renir. queda en paz. Diego. En qué quedamos? Tucap. En que yo te buscaré; que aunque estoy de tí obligado, Español, me has dado zelos, y son los zelos villanos. Dent. Marq. A la colina, Españoles, que ya van desordenados, huyendo á valerse de ella. Diego. Sin orden van los contrarios, por ser obscura la noche, á valerse del sagrado de lo tragoso del monte; pues qué espero? pues qué aguardo, que no socorro á los mios? Saca la espada, y sale Mosquete. Mosq. Huyendo, como diez galgos, vengo à esta parte: qué escucho! gente hácia aqui va llegando. Diego. Quién es? quién vá? Mosq. Esto es peor; ap. aquí me matan á palos. Diego No responde? Mosq. Con los huevos en la ceniza hemos dado. Diego. Rindete, Araucano. Mosq. Tente, hombre de todos los diablos: qué Araucano, ni qué haca? Diego. Pues quién eres? Mosq. Sacatrapos de un Mosquete racional, que sirve á un loco, á un menguado, à un tronera::- Diego. Mosquetillo? pues qué haces aquí, borracho? Mosq. Don Diego? Diego. Si. Mosq. Voto á Dios, que si no hablas, que te mato. Diego. Que hay de nuevo? Mosq. Señor mio, una de todos los diablos: cerrada la has hecho. Diego. Cómo? Mosq. Porque el socorro ha llegado que esperaban, y al salir te echaron ménos, jurando

Los Españoles en Chile.

el Marques que ha de ponerte en Peralvillo hecho quartos, aunque está lexos de aquí.

Diego. Yo sabré desenojarlo: ya es de dia: á la batalla, que el Marques verá en mi brazo su despique.

Al entrar, sale Dona Juana con la espada desnuda y una vanda al rostro.

Juana. Caballero,
no deis adelante paso,
volveos, porque un batallon
viene á esta parte abanzando
de Indios, y dareis sin duda,
si no os volveis, en sus manos.

Diego. Quién sois? esperad. Juana. No puedo. Vase corrie.

Juana. No puedo. Vase corriendo.

Dentro Caup. Valerosos Araucanos,
pues la fortuna ha querido,
que esta batalla perdamos;
por aquí la rerirada
es mas segura: Soldados,
seguidme todos. Qué miro?

Salen Caupolicán y Soldados Indios.

Aquí estais, viles Christianos?
en vosotros vengaré Riñen todos.
la cólera en que me abraso.

Diego. Traidores, pues vive Dios, que yo he de morir matando.

Caup. Rendíos, villanos. Mosq. Señores, buen quartel por San Macario. Cogen los Soldados por detras á los dos.

Caup. Soltad las armas. Diego. Traidores, primero os haré pedazos: á traicion usais conmigo esta cautela, este engaño? ò pese á las ansias mias! Mas no puedo, con los brazos, con las manos, con los dientes::Caup. Vamos con ellos marchando

aup. Vamos con ellos marchando á Empurén. Mosq. Pobre Mosquete, hoy te ponen en un palo.

स्म स्म स्म ।स्म स्म ।स्म स्म ।स्म स्म ।स्म स्म स्म स्म

#### JORNADA TERCERA.

Sale Doña Juana de hombre. Juana. Hasta quándo ha de durar, fortuna, mi padecer?

habrá tenido muger tal linage de penar? Don Diego preso y yo viva? él con riesgo y libre yo? quién en el mundo se vió, suerte tirana y esquiva, entre afectos desiguales, tan cercada y combatida, y aun no me acaba la vida el número de mis males? Vamos á espacio, dolor, creciéndole llama al fuego; preso mirais á Don Diego, y Fresia le tiene amor. Por una parte violento su riesgo el alma me apura; por otra está mi cordura lidiando con mi tormento. No quererle es ceguedad, consentir su menosprecio tambien del alma es desprecio; pero es de tal calidad el amor que me condena, que entre dudas y desvelos no me acuerdo de mis zelos, y me acuerdo de su pena. Sale Gualeva. Gualev. Don Juan Fuana. Esta pena mas, fortuna, me solicitas, que aun la quexa me limitas! Gualev. Triste parece que estás. Al paño Rengo. Siguiendo á Gualeva vengo; pero el Christiano está alli; quiero escuchar desde aqui. Gual. Qué tienes? Juana. No sé que tengo. Al paño Fresia. Al Español (ay de mi!) busca mi pena cruel, mas Gualeva está con él. Gualev. Don Juan, mi bien, cómo así amancillas, dueño mio, para darme mas enojos, la hermosura de tus ojos, á quien rendí mi alvedrío? dime la causa. Rengo. Ha traidora! Gualev. Y cesen ya tus desdenes; habla, mi bien, que aqui tienes una esclava que te adora: vuelve tu rostro propicio á dar á mi amor el sér;

no me hablas? Juana. Esta muger ap.

quie-

quiere que yo pierda el juicio. Fresia Gualeva rendida está al Español, no me espanto, pues pasa por mi otro tanto. Rengo. La paciencia pierdo ya. Gualev. Habla, mi bien, pues no hay quien á escuchar se atreva: dime, qué tienes? Sale Rengo. Rengo. Gualeva, eso he de decirlo yo. Gualev. Ay de mí! si me ha escuchado? ap. Juana. Llegue ya, Cielos, mi muerte. ap. Rengo. Pues, Gualeva, de esta suerte pagas mi amante cuidado? Tú á un vil esclavo rendida, burlándote de mi aliento? á tan baxo pensamiento te abates? Gualev. Yo estoy perdida! ap. Rengo. Hable tu rigor tirano, si aquí puede haber disculpa, ó me pagará tu culpa este alevoso Christiano. Gualev. Rengo::- (de aquesta manera ap. con él me disculparé) finge conmigo. Aparte à Donfuan. Juana. Si haré. Gualev. Mira, advierte, considera::-Rengo. Qué he de oir, si te he escuchado? pese á mi tormento atroz! Gualev. No dés crédito á mi voz, porque vives engañado. Rengo. Pues qué engaño puede haber? dilo, para que me asombre. Gualev. Porque el que miras no es hombre, que es una inteliz muger: si tu cuidado repara, sus señas te lo previenen, porque los hombres no tienen esas manos ni esa cara. Rengo. Es engaño manifiesto, porque à serlo, tus errores no la dixeran amores. Sale Fresia. Gual. Digo, que es muger. Fres. Qué es esto? Alentaré aqueste engaño, que en sin Gualeva es mi prima, y con su amor me lastima. Cierto, Gualeva, que extraño, quando en porfias te pones::-Gual. Si me ha escuchado, qué haré? ap.

Fresia. Que á nadie en el mundo dé tu lengua satistacciones. Gualev. Ella ha de echarme á perder. ap. Fresia. Buena tu opinion la hiciera, si yo misma no supiera, que es este esclavo muger. Gualev. Volved á vivir, sentido. ap. Fresia. Su historia á mí me contó, y es tan muger como yo. Juana. Solo en la historia has mentido .ap. Fresia. Todo el dia siente y llora el influxo de su estrella. Gualev. Y sino, digalo ella: no eres muger? fuana. Si señora. Rengo. Mal aplacais mi corage, diciéndome que es muger, que aunque aquesto puede ser, da zelos en este trage: y así, para no luchar, con esta duda concluyo, con que vista el trage suyo, ó sino le he de matar. Gualev. Déxame echar á tus pies, prima, para que agradezca lo que hoy has hecho por mí. Fresia. Levanta, prima Gualeva, que tu eleccion te disculpa, y en este Español hay prendas dignas de tu estimacion; pues la soberana idea solo en los Christianos puso el valor y gentileza: yo os escuché, y por tu honor fingi, prima, la cautela, que viste. Gualev. Apolo te guarde. Tú, mi Don Juan, no enmudezcas, ni estés triste, pues ya sabe nuestro amor, mi prima Fresia, y si te ha dado cuidado, ver que Rengo me pretenda, yo le aborrezco y te adoro. Juana. Hibrá quien tenga paciencia, ni muger mas intelice! Fresia. Solo una duda me queda para ajustar este engaño. Gual. Qual es? Fresia. Que Rengo quisiera, que se vista de muger, para que no le suceda riesgo alguno, y no hayas miedo, que

que con su cara desmienta el ser muger, pues no he visto en ninguna tal belleza. Gualev. Ha dicho bien, y así voy á prevenirle yo mesma un vestido de los mios, para que este engaño sea el norte que me asegure. Tú publicar puedes, Fresia, como es muger. Ay Don Juan! contigo el alma se queda. Fresia. Español, solos estamos. Juana. Qué me quieres, suerte adversa, pues apénas uno acaba, quando otro tormento empieza! Fresia. Ya sabes, que me has debido la vida, pues si dixera, que no eres muger Christiana, estaba tu muerte cierta. Juana. Ya lo sé. Fresia. Pues, Español, tú has de pagarme esta deuda con hacerme un beneficio. Juana. Ya estoy sin alma! qué ordenas? Fresia. Ya sabes como perdimos la fama, en perder aquella batalla de Santa Fe, porque la gran providencia de Apolo nos fué contraria: pues has de saber que en ella, ó fuese por su desgracia ó por mi dicha violenta, la suerte hizo prisionero, acaso en fin de la guerra, á Don Diego. Juana. Ya lo sé: pues el saberlo me cuesta, no ménos que toda el alma. Fresia. Pues has de saber, que en esa obscura prision y triste, del Sol ignorada senja, habitacion de la noche y centro de las tinieblas, le han puesto, sin que persona humana su rostro vea; con tal rigor, que atenuado el alimento le ilevan, porque acabe de la hambre à la infelice miseria. Yo viendo::- fuan. Sin alma escucholap.

Fresia. El peligro que le espera

para otra cosa) dispongo, dándote noticia de ella, que à verle vayas, pues yo con dádivas y promesas tengo obligadas las guardas, para que las llaves vengan á mi poder, y le digas que toda el alma me cuesta verle preso, y que si quiere aunque Christiana me vuelva, ser mi marido, prometo irme con él á su tierra, y librarle de la muerte, que ya por puntos le espera. Y si ingrato respondiere que no, que entendido tenga, que ha de morir; porque ya de mi poder, aunque venga todo un mundo de Christianos, no habrá quien librarle pueda. Juana. Qué escucho, Cielos divinos! ap. no es mala ocasion aquesta de verle, pues me disfraza el vestido de Gualeva, y Fresia me da las llaves. Digo, que iré en hora buena á hacer lo que me has mandado, y le pondrá de manera blando, para que se case contigo, mi diligencia, que á mí de tu casamiento me has de dar la enhorabuena. Fresia. Haráslo como lo dices? Juana. Yo, de la misma manera, como si á mí me importara. Fresia. Esta noche la respuesta me has de dar; y quiera Apolo, que como tú lo deseas, me suceda. Juana. Tu marido fuera luego si eso fuera. Fresia. Vete pues. Juana. Ya te obedezco: ay Don Diego! el Cielo quiera, ap. pues te procuro la vida, que toda el alma me vuelvas. Vase. Fresia. Temblando quedo hasta ver de Don Diego la respuesta; mas Don Juan lo hará muy bien: cier-

y la muerte (pues ha sido

encerrarle en esa cueva

cierto, que anduve discreta en fiarle mi cuidado; mas por esta parte llega Caupolicán.

Salen Caupolicán, Tucapél, Rengo, Colocolo y Soldados Indios.

Caup. Fresia mia, tan sola tú? Si la pena de la perdida batalla es causa de tu tristeza; no la tengas por tu vida, que ya la venganza intenta mi valor; y sino escucha, y verás de qué manera. Valientes Araucanos, ya sabeis, que sobervios los Christianos, tras un cerco tan largo que sufrieron, de Santa Fe la Plaza socorrieron; no por mas belicosos, sino porque la suerte mas dichosos los hizo que á nosotros, pues la fama hijos del Sol á los Christianos llama. Ya sabeis, que perdídos, derrotados los mas, todos vencidos, sin orden militar nos retiramos al Lugar de Purén, que es donde estamos. Pensareis, que mi afecto os llama solo á que con sacrificios deis á Apolo el obsequio debido, quando á nuestro valor contrario ha sido injustamente ayrado? pues no, para otro fin os he llamado: ántes os traygo ahora á mi presencia, para que le negueis la reverencia. No es nuestro Dios quien nuestra fama bor-No es nuestro Dios, aunq ese globo corra, quien con viles ensayos solo á España calienta con sus rayos? Cayga su estátua al suelo, no deis ofrenda á su tonante ambuelo, todo el respeto se convierta en ira, su deidad y su culto son mentira; pues si como en el Cielo Apolo pára, á la tierra baxara con la carroza, que llamais divina, á su pesar corriera la cortina, y metiéndome dentro, al ir los brutos á buscar su centro, hiciera mi rigor con saña altiva,

que subieran un Cielo mas arriba,
y Apolo desde allí precipitara,
para que yo subiera y él baxara.

Rengo. Dices bien, ese Dios no le queremos.
Tucap. Solo á tu valor por Dios tenemos.
Fresia. Si yo conozco alguno, eres tú solo.
Caup. Solo á tí aguardamos, Colocolo.
Tucap. Habla. Rengo. Qué te suspende?
Fresia. Qué te ha dado?
Col. Qué os he de responder, Pueblo engañado,
si se explica mi voz mas eloquente
con callar y escucharos solamente?
Decidme, tantas glorias
como en vosotros ví, tantas victorias,
que en vuestra fama timbres añadieron,

de dónde, quándo, ó cómo provinieron, sino ayudara la piadosa mano del Dios radiante Apolo soberano? Si por una batalla ya perdida (quizá por nuestras culpas permitida). le negais el poder, ciegos y vanos, quien os ha de amparar, deci, Araucanos? Y aunque os encierren esos altos muros, donde estareis de su rigor seguros? Vuelva vuestra prudencia á dar á vuestro Dios la reverencia, y en él solo poned vuestra esperanza, porque sino lo haceis, mi ciencia alcanza, que os vereis abatidos, esclavos, arrojados y perdídos; y que humildes sereis, en vez de graves, me lo anuncian los cantos de las aves; pues en una batalla os ha de destruir::- Caup. Caduco, calla, que solo porque tanto lo deseas, al revés lo he de hacer, para que veas en la empresa mas árdua y peligrosa, que tu ciencia agorera es mentirosa.

Tucap. Y yo en eso me fundo, que sobra mi valor á todo el mundo.

Rengo. Quándo, caduco viejo, el valor necesita de consejo?

Sale un Soldado Indio, que trae á dos Indios cortadas las manos, y los ojos ensangrentados.

Sold. Señor, porque te asombres, de repente te envian estos hombres, que por ser Araucanos, los remiten sin ojos y sin manos los Españoles::- Col. Qué confuso abismo!

D 2

Sold.

Sold. Diciédo, q de tí han de hacer lo mismo. Caup. Llevadlos luego, ó pese á mis enojos! vive Apolo::- mas no, q es Dios violéto: viva yo, que es mas firme fundamento, que mis rigores fieros han de dar muerte á quantos prisioneros esas mazmorras tengan encerrados, á tormentos no vistos ni pensados: de esta suerte me vengo; y pues entre otros à Don Diego tengo de Almagro, á quien aclama España por el hombre de mas fama; sin que pase de este dia, he de vengar en él la saña mia. Ea, Soldados mios, á la campaña os llaman vuestros brios, restaurad esta tierra, (ra. Vanse. guerra contra el Christiano, guerra, guer-Salen Don Diego y Mosquete con cadenas. Mosq. Reniego de la cadena y el alma que la inventó, y de quien aquí me entró á profesar de alma en pena: qué esto hagan con un pobrete! Diego. Mosquete, en esta inclemencia, paciencia tén. Mosq. Mi paciencia no es á prueba de Mosquete. Diego. Consuélete en esta impia prision mi fortuna escasa. Mosq. El hambre que por ti pasa, no satisface la mia: qué consuelo puede hallar mi corazon afligido, donde, siendo Dios servido, pienso que me han de empalar? Que te empalaren á ti, vaya, que derecho ó tuerto, mil Araucanos has muerto: mas que me empalen á mi, por Dios, que me maravilla, aunque el diablo lo recete, pues será el primer Mosquete, que no haya muerto de horquilla. Diego. Que no pueda yo vengar mi rabia en quien me prendió! Mosq. Y que no pueda irme yo à ser motilon de albar l Diego. Que de hambre morir espero, porque esta pena me inquiete!

Mosq. Que entre en la prision Mosquete, siendo caballo ligero! Diego. Cielos, á tanto pesar socorra vuestro poder. Mosq. Cielos, dadme que comer, aunque no haya que cenar. Diego. De tan peligroso afan, Cielos, librad mi cuidado. Mosq. Oye, diselo cantado, quizá te responderán, ó déxame hablar á mí. Diego. De tu necedad me espanto. Mosq. Mira que estoy hecho un santo desde el punto que entré aqui, y un milagro hacer espero. Diego. Sin duda que estás borracho. Mosq. Usted trae lindo despacho, oigale usted por primero: -comerá usted un pabo? sí: y una tortada? tambien: fruta ha de ser de sartén: pues nada de esto hay aquí. Diego Vive Dios::- Mosq. De ti me aparto. Diego. Qué te pueda yo sutrir! Mosq Usted bien puede renir, mas no ha de renirme harto; y el milagro bien se allana, que es grande. Diego. De qué lo infieres? Mosq Qué mayor milagro quieres, que no comer donde hay gana? Dentr. Tucap. Dexadme entrar. Mosq Eso es malo, no doy por mi vida un pito. Sale Tucapél con una luz. Tucap. Don Diego de Almagro, ó quanto de verte asi me lastimo. Diego. Tucapél, tú en la prision? Tucap. Si piensas que haber venido á ella, Don Diego, es porque tus agravios solicito, mi valor ofendes, puesto, que no consiente mi brio satisfacerse de quien está á la suerte rendido. Diego. Pues no sabré, Tucapél, el fin, la causa, el motivo de venirme á ver? Tucap. Escucha, y sabrás tu daño mismo. Despues de aquella batalla, que

el Marques, con el pretexto de traidores al Rey, hizo (qué indignidad!) ahorcar doscientos Caciques Indios; y á Caupolicán, por burla, por irrision y castigo, le envió (grave dolor!) sin ojos ni manos, vivos otros muchos Araucanos, de cuyo horrendo castigo, no imaginado, el valor la venganza pide á gritos. Sintiólo Caupolicán, y del escarnio ofendido, impaciente á tanto agravio y ciego á tanto delito, con voto comun de todos, mandó matar los cautivos Españoles á tormentos crueles, como exquisitos: y lo que he sentido mas (de esto Apolo me es testigo) es, que à ti tambien ::- Diego. Detente, no prosigas, que ya he visto tu ingratitud: dirás, que Caupolicán ofendido, á muerte me ha condenado? Tucap. Es verdad, y hoy es preciso, que habeis de morir. Diego. Y es de pechos agradecidos, quando estás de mí obligado, ser quien me traygas tú mismo la sentencia de mi muerte? Vive Dios, que estoy corrido de escucharte aquí, porque si á consolarme has venido, es hacer á mi valor con tus consuelos malquisto, quando sabes de mi aliento, que de ellos no necesito. Quando pensé, que venias á sacarme del peligro que me amenaza, porque se acabara el desafio entre los dos aplazado por tu Dama, por ti mismo y por mí (pues mi valor pudiendo acabar contigo,

que sobre el cerco perdimos,

volviò el acero á tu mano, lisonjeando el peligro) vienes á darme esta nueva, abandonando tu brio? Vive Dios::- Tucap. Aguarda, espera: el corazon me ha leido, y aunque pretendo librarle, no ha de saber mi designio, pues ha de ser la hidalguía mas noble sino le aviso. Don Diego, bien reconozco, que es verdad quanto me has dicho; pero yo no hallo remedio, por mas que lo solicito, porque la razon mas fuerte, si bien lo miras, colijo, que es no poderte librar, quando quedo mal contigo. Diego. Qué he de morir Tucap. No lo dudes. Diego. Con esta afrenta? Tucap. Es preciso. Diego. No hay remedio? Tucap. No hay remedio: librarále el valor mio esta noche, vive Apolo; porque aunque à Arauco le quito esta venganza, qué importa, si se la he de dar yo mismo? Vase. Diego. Aquí acabó mi esperanza. Mosq. Aqui empieza mi martirio. Diego. Yo morir, viven los Cielos, con oprobios tan indignos? Mosq. Yo entre Chinos empalado, sin ser Martir? voto á Christo::-Diego. O! venga la muerte antes, que en el bárbaro suplicio me afrente mas! Mosq. Para quando se hicieron los tabardillos? señor Don Diego? Diego. Qué dices? Mosq. Hoy en efecto morimos? Diego. Si, Mosquete. Mosq.: Lo que siento es, que no ha de haber borricos que nos lleven. Diego. Calla, loco. Mosq. Pues luego no habrá prevenido quien nos pida para Misas, Confesores ni Teatinos que nos ayuden; pues Cruces, como en Argél: con que miro, que aunque vamos muy bien puestos, no irémos con Jesu Christo. Diego.

Diego. Qué yo he de ofrecer el cuello á un verdugo, hados esquivos!

Mosq. No temas eso, señor,
que en esta tierra ya has visto,
que hay gran cantidad de alfanges;
pero ningun verduguillo:
quién le dixera al Marques
de Cañete el gran peligro
en que estamos? Diego. No le nombres,
que me enternezco de oirlo.

Mosq. Ha, sí, que se me olvidaba: á Fresia, que te ha querido tanto, por qué no la das parte de esto? Diego. Bien has dicho: mas cómo ó con quién? Mosq. No sé: escríbela un villancico.

Diego. Dexa las burlas, Mosquete, y pues morir es preciso, tratemos como Christianos de morir bien. Mosq. Señor mio, quánto ha que no te confiesas?

Diego. Por qué lo dices? Mosq. Lo digo, porque venga el Padre Rengo, que es un devoto Teatino, á oirnos de penitencia.

Diego. Ay hermoso dueño mio!

ay Doña Juana, qué tarde
se acuerda de tí mi olvido!

O quién pudiera pagarte,
fuera de tantos cariños
como te debí, el honor!
pues sabe el Cielo divino,
que este torcedor es hoy
mi mas violento martirio.

Quién te viera, hermoso dueño,
para ser agradecido
á tus finezas, llevando
en mi muerte aqueste alivio!

Mosq. Señor? Diego. Qué dices?
Mosq. Aguarda,

que si no miento, he sentido, que abren esta puerta. Diego. Escucha. Mosq. Esto es hecho. Diego. Bien has dicho. Mosq. A Dios, garganta, esta vez os coge algun garrotillo. Diego. Yo veré quien es, aparta.

Sale Doña Juana vestida de India, con una luz en la mano.

Válgame el Cielo, qué miro!

es ilusion, es encanto, es fantasía, es delirio? no es Doña Juana? ella es. fuana. Batallando está consigo: ap mas yo he de disimular.

Diego. Estoy loco! estoy sin juicio! ap. cómo es posible, que á un alma pueda engañar un sentido? ella es sin duda: qué aguardo? Doña Juana, dueño mio, mi bien, mi gloria, tú aqui á dar á mi pena alivio has venido; (yo estoy loco!) quando el Cielo me es testigo de que mi voz te llamaba; ya con solo haberte visto muero alegre. Juana. Caballero, si la turbacion ha sido de vuestra cercana muerte quien os ha dado motivo à este engaño, reportaos, que estándolo yo, ahrmo, que no me tengais por esa Dama que decis. D'ego. Divinos ap. Cielos, yo engañarme puedo, si las señas que averiguo me afirman todas que es ella? Mas por otra parte miro (tuera de hallarse en el mundo muchos rostros parecidos) que á tan lexas tierras como pudo venir? y si vino (que es un imposible, Cielos) con qué fin ó qué designio de mi se recata, puesto que yo su honor le he debido? Fuera de que, la razon mas fuerte, el mayor testigo de que no es ella, es mirarla en un trage tan indigno A ella. de su obligacion. Muger ó enigma, de haberte visto loco estoy, y porque no vacilen mas mis sentidos, dime, quien eres? Juana. Yo soy de Arauco, mi padre es Indio, y mi madre Castellana; tráxome un abuelo mio á Purén, y desde niña

Fre-

Fresia me cobró cariño, y la sirvo de criada.

Diego. Vive Dios, que estoy corrido ap. de imaginar que ella fuese.

Y á qué vienes? fuana. Oye. Diego. Dilo.

Hace que se va.

fuana. Ahora he de ver, Don Diego, ap.
si pagas el amor mio.
Fresia mi señora, á quien
mucha aficion has debido,
viendo cercana tu muerte,
te envia á decir conmigo,
que si quieres verte libre
de riesgo tan conocido,
con ella te has de casar,
llevandótela contigo
á tu tierra; de no hacerlo,
que ella ha de dar el cuchillo

para tu muerte.

Diego. Oye, espera, que si á eso solo has venido, responderé brevemente. Dile á Fresia, que yo estimo, como es justo, la piedad, y que mas agradecido la estimara, a no venir con el otro requisito: y esto, no porque no tuera dichoso en ser su marido, sino porque allá en mi tierra tengo Dama, á quien estimo, y á quien debo obligaciones, por señas, que te he tenido por ella; y así, Araucana, por última razon digo, que sola esta Dama es hoy el dueño de mi alvedrío; á ésta solamente adoro, á ésta solamente estimo con el alma, con la vida, con la fe, con los sentidos, pues solo sin ella muero, y solo con ella vivo.

Mosq. Hombre, qué haces? pues estamos á pique de ser racimos, y no te quieres casar? dí que se case conmigo. Llora Juana. Juana. Ay Don Diego de mis ojos, ap. ya tus finezas he visto!

Diego. Lloras?

Juana. Tengo el pecho tierno,
la lástima me ha movido
ver, que no logre esa Dama
las finezas que me has dicho:
que la quieres tanto? Diego. Tanto,
que estoy gustoso contigo,
solo porque la pareces.

Juana. Ay de mí!

Llora.

Diego. Ay dueño mio!

Juana. No me enternezcas el alma.

Diego. Si llegare á tus oidos

de mi desdichada muerte

de mi desdichada muerte la nueva, verás que elijo morir ántes, que agraviarte.

Juana. En fin, Español altivo, que quieres tu muerte mas, que el bien que te solicito?

Diego. Esto á Fresia le dirás.

fuana. Volved á vivir, sentidos: ap. no diré tal. Ay Don Diego, tú verás como te libro! Vase.

Mosq. A obscuras hemos quedado.

Diego. Ven, Mosquete. Mosq. Yate sigo;

pero morir yo, porque no quieres tú ser marido, es cosa para ahorcarme.

Diego. Hermoso imposible mio, quanto puedo hago por tí, pues que me entrego yo mismo á la muerte que me espera; porque en dos casos distintos, de qué me sirve la vida, si no he de vivir contigo? Vanse.

Marq. Qué tanta gente tiene el enemigo?

Sarg. Es cosa que da asombro.

Marq. Así el castigo

será mayor, si dar batalla intenta.

Sarg. Por momentos tanta se aumenta, que parece q el campo, en vez de flores, hombres produce armados de rigores.

Marq. Habrá mas que vencer.

Sarg. Arauco unido,

todo juto se ve. Marq. Gran cosa ha sido; que si junto se halla,

todo le he de vencer de una batalla.

Sarg. Don Alonso de Hercilla valeroso, puesto que mejoró tambien Reynoso, la colina ha ocupado, Los Españoles en Chile.

32

y el estrecho ganó el Adelantado
Villagran con Aguirre. Mar. De ese modo,
Chile ha de ser del Rey, si el mundo todo
á impedirlo llegara:
pero mucho, Sargento, me importara,
si Don Pedro volviera,
y lengua del contrario me truxera:
Almagro hace gran falta, y no he sabido
si muerto ó preso está.

Sarg. Desdicha ha sido.

Sale D. Pedro que traerá prisionero á un Indio. Pedro. Dadme, señor, los pies.

Marq. Ya mi cuidado os tuvo por perdído.

Pedro. Aunque he tardado, ya he cumplido, señor, lo prometido. Marq. Siempre vos cumplis; qué habeis sabido? Pedro. Esta espía, señor, dirá el intento

del enemigo campo. Marq. Sin tormento

confiesa la verdad.

escucha, gran señor, que ya lo digo.
Caupolicán, señor, aunque vencido,
tanto está en lo rebelde endurecido,
que en Purén su gente ha conjurado,
y el Oráculo nuestro ha consultado;
y aunque no ha respondido,
colérico, impaciente y ofendido,
los Españoles, que en Arauco habia,
dentro el término de un solo dia
mandó matar, y luego
publicando la guerra á sangre y fuego,
las Tropas reformó, y en este estado
de Purén en el Valle está alojado.

Marq. Y qué designio tiene, quando ocioso el Exército mantiene? Indio. Descuidarte ha intentado.

Marq. Fácil es que me coja descuidado? y ahora, qué pretende loco y ciego?

Incio. Mañana sacrifican á un Don Diego de Almagro. Marq. A quién?

Indio. A un Español cautivo,

á Apolo, y pienso que le queman vivo, porq les dé victoria. Marq Trance airado! esto escucho! Don Diego en tal estado! (de corage estoy ciego!)
Don Pedro, luego, luego los Cabos avisad; porque mañana, ántes que borde el Sol con oro y grana

aquestos Orizontes,
yántes que raye el Alva aquestos mótes,
acometer intento: halle el estrago
el enemigo, aun ántes que el amago.
Chile altiva, mañana en aquel dia
la vida he de perder, ó has de ser mia.
Vanse, y salen Don Diego y Misquete con

cadenas en la prision.

Diego. Qué largas que son las horas, que con cuidado se pasan, Mosquete! Mosq. Mas largas son, que las leguas de la Mancha.

Diego. No he podido sosegar un instante. Mosq Pesie á mi alma, eso dices? pues es paso este en que nos vemos para sosegar, quando no ménos, que una horca nos aguarda? Vive Dios, que estando yo dispierto, ya me soñaba con tanta lengua de fuera.

Diego. No es la muerte sola causa de mis cuidados, Mosquete, que perdiendo á Doña Juana, ántes me sirve de alivio.

Mosq. Aliviada sea tu alma en los infiernos: qué dices, hombre, que el cuerpo me rallas? la muerte no te da miedo?

Mosq. Dexa las burlas, acaba.

Mosq. Pues solo de imaginarme
hecho racimo con patas,
me estoy ahorcando yo.

Diego. Que siempre me hables de chanza! dí, qué hora será? Mosq. La una dará presto en la campaña, con los quatro quartos mios.

Diego. Vive Dios, que es cosa rara tu humor. Mosq. A mí me parece, que serán las doce dadas, si no mienten las cabrillas.

Diego. Con tus simplezas me matas: ves tú el Cielo? Mosq. No te espante, que mi turbacion es tanta, que me hace ver las estrellas.

Dentro ruido como que abren la puerta. Diego. Mosquete? Mosq. Señor? Diego. Aguarda,

que en la cerradura escucho

me-

meter una llave. Mosq. Asquas, las Guardas son, que la llave abre siempre con las guardas: llegó mi hora.

Sale Doña Juana de hombre, como á obscuras, con la espada en la mano.

Juana. Don Diego,

á donde estais? Diego. Quién me llama?

fuana. Quien vuestra vida procura, y quien pretende librarla á todo trance: seguidme.

Diego. Dexa que os rinda las gracias. Este es Tucapél, que él solo aphiciera accion tan bizarra.

fuana. No os detengais, Caballero, que hay peligro en la tardanza: seguidme. Diego. La vida os debo: (envidia la accion me causa) ap. y el criado? fuana. Mi cuidado de su libertad se encarga.

Llevase Doña Juana á Don Diego, dexando abierta la puerta de la prision, y Mosquete

se queda como tentando.

Mosq. Vive Dios, que si no miento, que ha sido alguna fantasma la que vino, pues oí hácia esta parte que hablaban: y ya, si yo no me engaño, las han afufado ó callan.

Ha señor, estás ahí?

No responde? cosa es clara, que él se libró, y que me dexa echo espantajo en la jaula.

Sale Tucapél por la puerta de la prision.
Tucap: Abierta está la prision,
y por si acaso eran Guardas,
á dos hombres que encontré,
no les quise hablar palabra.
Si habrán librado á Don Diego?

por Marte, que me pesara, que fuera por otra mano. Josa. O el miedo me da matra

Mosq. O el miedo me da matraca, ó hablan aquí. Tucap. Pasos siento: es Don Diego? Mosq. Andallo, pavas, yo quiero decir que sí; ap. pues que no aventuro nada en decirlo, y puede ser que sea un alma Christiana devota de los Mosquetes,

que á sacarme venga. Tucap. Calla? no responde? Mosq. Si, yo soy. Tucap. El respondió; albricias, alma: ap.

seguidme pues. Mosq. Ya te sigo.

Tucap. Pague yo accion tan hidalga apahora, que despues pienso darle la muerte en campaña.

Mosq. Salga una por una, y luego ap. mas que me tundan la lana.

Llevase Tucapél á Mosquete, y sale Doña Juana y Don Diego del mismo mod o

que se fueron.

fuana. Pisad quedo. Diego. No sabré á quien he debido tantas finezas? fuana. De este peligro salgamos, que os doy palabra de deciroslo muy presto:

no hay que replicarme nada, sino callar. Diego. Llena, Cielos, llevo de dudas el alma.

Entranse, y sale Tucapél con dos espadas,

y trae a Mosquete.

Tucap. Ea, Don Diego, ya estais en salvo, y para que cayga vuestra atencion, en quien hizo aquesta accion tan bizarra, Tucapél soy, y si vos me disteis vida y espada, espada y vida os doy, puesto que la ofrezco á vuestras plantas.

Echale la espada á los pies. Y pues ya con esta acciom os quedo deudor en nada, el desaho aplazado se concluya, porque salga mi valor ayroso en todo; que una cosa es, que mi fama cumpla con mi obligacion, y otra es el duelo; y ved quanta diferencia hay en las dos, pues alli con mano franca os di la vida, y aqui os vengo á sacar el alma: sacad la espada. Mosq. Dios mio, ap. quién me metió en esta danza? el diablo me hizo Don Diego.

Tucap. No me respondes? qué aguardas?

Mosq. Señor, por amor de Dios:

yo tengo buenas entrañas,

E

34 y no he de renir con quien me ha dado la vida. Tucap. Acaba, rine, ó te daré la muerte. Mosq. Digo, que no tengo gana. Tucap. Eso dice un hombre noble? Mosq. Ya sabe usted mi prosapia. Tucap. Sé que eres hombre valiente. Mosq. Eso pienso que me falta. Tucap. Rine, acaba, ó vive Apolo, que he de cumplir mi palabra llevándola tu cabeza. Mosq. A quien, señor? Tucap. A mi Dama. Mosq. Esto me faltaba solo: usted llevará una alhaja muy vacia, porque son

mis cascos de calabaza.

Tucap. Pues, Don Diego, ó defenderte ó he de matarte. Mosq. Caramba, ap aquí no hay otro remedio:

Qué Don Diego ni qué haca!

cómo he de ser yo Don Diego, si usted la pidió trocada?

Tucap. Pues quién eres? Mosq. Su criado. Tucap. Por Marte, que te matara,

á no ensuciar el acero, villano, en cosa tan baxa.

Dent. el Marques. Ea, Españoles valientes, pues ya va viniendo el Alva, á qué aguardais? envistamos. Tocan.

Dentro voces. Santiago, cierra España.

Dentro Caupol. Araucanos valerosos, si perdeis esta batalla, nos perdemos todos. Disparan.

Tucap. Qué oigo!
la escaramuza trabada
está ya; pues á qué espero,
quando mi gente me llama? Vase.

Mosq. Vaya usted con mil demonios:
ya se zurran, ya se cascan;
mas casquense en hora buena,
que yo detras de estas ramas
he de mirar esta fiesta.

Escóndese, y salen tres Soldados retirando á Caupolicán, que viene herido y la cara ensangrentada.

Caup. Ha fementida canalla!

de aquesta suerte vereis::
mas la sangre que me falta,

me quita las fuerzas. Sold. 1. Perro, ríndete al punto. Caup. Qué rabia! ya, villanos, no es posible defenderme.

Atanle las manos:

á donde luego le pongan en un palo. Mosq. Santas Pasquas, eso pido. Caup. Ay, Colocolo! cierta ha salido tu Mágia; pues todas estas desdichas por no creerte me asaltan. Llévanle.

Mosq. Este perro, por lo ménos, ya lleva en la cola maza: mas acá viene un tropel, escóndite, y venga ó vaya.

Escondese, y salen algunos Indios y Rengo acuchillando al Marques.

Rengo. Ríndete, Christiano Murq. Perros, acabadlo con mi espada.

Sale Don Diego con la espada en la mano, y pônese al lado del Marques.

Diego. Ea, gran Marques, á ellos, que á vuestro lado se halla Don Diego de Almagro.

Marq. Cielos,

ó quánto se alegra el alma!

Diego. Invicto Marques, á ellos,

y muera aquesta canalla.

Métenlos á cuchilladas, y dicen Rengo y los Soldados dentro.

Rengo. Muerto soy.

Mosq. A Dios, va un Rengo.

Uno. Que me muero. Otro. Que me matan.

Mosq. Dos, tres: ó qué linda cosa!

por Dios, que los perros rabian;

pero aquí viene un Soldado,

vuelvo á esconderme. Escóndese.

Sale Doña Juana de bombre.

fuana. Mis ansias,
despues que perdí á Don Diego,
un instante no se hallan
sin él.

Sale Don Pedro.

A quien perdí en la batalla, que con Don Diego de Almagro, que ya está libre, quedaba Rengo; mas aquel Soldado de él me dirá. Ha camarada, habeis visto::- mas qué veo! ap.

no

ap.

Vase.

no es el rostro de mi hermana? fuana. Ay de mí! aqueste es mi hermano. Pedro. Habeis visto::-

fuana. No sé nada. Pedro. Seguiréle, y dexaré

mi sospecha averiguada. Vase

Dentro caxas y clarines.

Todos. Victoria por el Marques.

Salen el Marques y sus Soldados.

Marq. Al Cielo le doy las gracias de tan felice victoria:

gran dia le he dado á España.

Sale D. Diego. Señor, los Bárbaros todos
á tu yugo se avasallan,

entregándote las fuerzas de todas estas comarcas. Ya en Caupolicán se hizo la justicia que tú mandas: puesto en un palo murió, y con la mayor constancia, que humanos ojos han visto.

Dentro ruido y dice un Soldado. Sold. Porque han rompido la guarda, dadles la muerte. Marq. Qué es esto? Salen Tucapél, Rengo, Fresia, Gualeva

> y demas Damas Indias, y todos los Soldados.

Tucap. Yo soy, señor, que á tus plantas vengo á pedirte perdon, con estos que me acompañan, rendidos á tu clemencia, de la ceguedad pasada; y el Bautismo, que en la Ley, que ya adoramos Christiana, vasallos queremos ser del grande Leon de España.

Todos. Bautismo, señor, bautismo.

Marq. O quánto se alegra el alma!

Llegad, llegad á mis brazos,

que aquese favor os salva,

que yo en el nombre del Rey

os perdono, que es Monarca

en quien, sobre su poder,

siempre la piedad se halla.

Sale Doña Juana de hombre huyendo, y tras ella Don Pedro con la daga desnuda.

Pedro. Con tu sangre, hermana aleve, he de lavar hoy la mancha

de mi honor.

Juana. Señor invicto, vuestra presencia me valga.

Marq. Don Pedro, pues como así delante de mí la daga contra un Soldado? qué es esto?

Pedro. Señor, oyendo la causa, no me culpareis, porque el que Vuecelencia ampara

no es hombre, no.

Marq. Pues quién es?
decid. Pedro. Una vil hermana,
que en ese trage mentido
mi ilustre nobleza agravia,
y con su sangre alevosa
he de borrar esta infamia;
y así, señor, perdonad.

Diego. Esta es, Cielos, Doña Juana! ap.
Tened, Don Pedro, tened
los rigores de esa daga;
porque si sus filos quedan
matizados con el nacar
depositado en las venas
de Doña Juana tu hermana,
has de ver cortado el hilo
de tu vida sin tardanza,
siendo la Parca mi brazo,
y mi espada la guadaña.

Echa mano á la espada.

Marq. Advertid, que en mi presencia esa accion es muy extraña; y agradeced, que se funda en defensa de una Dama.

Diego. Y de una Dama, á quien debo finezas tales y tantas, que si puedo agradecerlas, no es atencion divulgarlas: solo si quiero que sepas, que de mi deuda obligada, mudando el trage, se vino de Arauco y Chile á las playas; que animada del valor ó del amor alentada, de mi prision noticiosa, con extratagema rara quiso librarme, y lo logra de las sombras amparada; mas fué con tanta cautela, que aunque yo solicitaba

36 saber el dueño á quien debo libertad tan deseada, entre piélagos de dudas la imaginacion naufraga, hasta la ocasion presente, que viendo la verdad clara, ya sali de mi sospecha, que no en vano adivinaba el alma tan alta dicha, y con ser dicha tan alta, es la menor, pues le debo finezas mas encumbradas. Y así, valor de los Roxas, Don Pedro, ya vuestra hermana no corre por vuestra cuenta, pues cumpliendo mi palabra, y dándole yo la mano de su esposo, es cosa llana, que quedais tuera del duelo, sin que mas os satisfaga; y pues yo estoy satisfecho, no hay que replicar en nada. Marq. Ello está bien sentenciado. Pedro. Y yo contento, pues gana con tal esposo tal dicha. Diego. Esta es mi mano, y el alma os doy con ella. Danse las manos Don Diego y Dona Juana. Fuana. Fineza es, que la merecen mis ansias. Marq. Aquesto está ya ajustado, Dios bien casados os haga; y agradeced vos, Don Diego, el que yo me satistaga del bando que quebrantasteis. Juana. Beso, gran señor, tus plantas. Diego. Tucapél le dé la mano á Fresia, con que se acaba nuestro duelo, que no es bien

mi cabeza satisfaga

el amor que la he tenido.

Fresia. Tuyas serán nuestras almas.

Tucap. Procedes como quien eres.

Los Españoles en Chile. Fresia. Así se alivian mis ansias. Danse las manos Tucapél y Fresia. Tucap. Así sosiegan mis zelos. Sale Mosquete. Bravos casamientos andan. Juana. Rengo á Gualeva tambien, sin mis zelos, puede darla. Rengo. Soy tu esclavo. Danse las manos Gualeva y Rengo. Gualev. Dicha es mia. Marg. Pues porque mejor se haga, yo he de ser vuestro padrino en el Bautismo mañana. Mosq. Todos se casan aquí, y á mí solo no me casan. Diego. No hay con quien. Mosg. Falta una China con quien darme una pedrada? En fin, es cosa sensible; pero si bien se repara yo no soy para casado, ni quiera Dios que yo cayga en semejante flaqueza, en el mundo tan usada; porque yo por mi presencia, por mis rentas, por mis galas, no puedo aspirar á esposa hermosa, rica ni hidalga: solo tocarme podia una famosa tarasca, que pareciera una bruja, á dos meses de casada. Yo vender mi libertad por una fea? nequaquam. Mas vale vivir soltero, corriendo las caravanas, que dexar armas de Marte, y empuñar las de Xarama. Marq. Vamos de lo sucedido al Templo á dar á Dios gracias. Mosq. Eso es primero que todo. Todos. Con que la Comedia acaba los Españoles en Chile;

perdonad sus muchas taltas.

## FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes Títulos. Año 1761.